

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Acerca de este libro

Esta es una copia digital de un libro que, durante generaciones, se ha conservado en las estanterías de una biblioteca, hasta que Google ha decidido escanearlo como parte de un proyecto que pretende que sea posible descubrir en línea libros de todo el mundo.

Ha sobrevivido tantos años como para que los derechos de autor hayan expirado y el libro pase a ser de dominio público. El que un libro sea de dominio público significa que nunca ha estado protegido por derechos de autor, o bien que el período legal de estos derechos ya ha expirado. Es posible que una misma obra sea de dominio público en unos países y, sin embargo, no lo sea en otros. Los libros de dominio público son nuestras puertas hacia el pasado, suponen un patrimonio histórico, cultural y de conocimientos que, a menudo, resulta difícil de descubrir.

Todas las anotaciones, marcas y otras señales en los márgenes que estén presentes en el volumen original aparecerán también en este archivo como testimonio del largo viaje que el libro ha recorrido desde el editor hasta la biblioteca y, finalmente, hasta usted.

#### Normas de uso

Google se enorgullece de poder colaborar con distintas bibliotecas para digitalizar los materiales de dominio público a fin de hacerlos accesibles a todo el mundo. Los libros de dominio público son patrimonio de todos, nosotros somos sus humildes guardianes. No obstante, se trata de un trabajo caro. Por este motivo, y para poder ofrecer este recurso, hemos tomado medidas para evitar que se produzca un abuso por parte de terceros con fines comerciales, y hemos incluido restricciones técnicas sobre las solicitudes automatizadas.

Asimismo, le pedimos que:

- + *Haga un uso exclusivamente no comercial de estos archivos* Hemos diseñado la Búsqueda de libros de Google para el uso de particulares; como tal, le pedimos que utilice estos archivos con fines personales, y no comerciales.
- + *No envíe solicitudes automatizadas* Por favor, no envíe solicitudes automatizadas de ningún tipo al sistema de Google. Si está llevando a cabo una investigación sobre traducción automática, reconocimiento óptico de caracteres u otros campos para los que resulte útil disfrutar de acceso a una gran cantidad de texto, por favor, envíenos un mensaje. Fomentamos el uso de materiales de dominio público con estos propósitos y seguro que podremos ayudarle.
- + *Conserve la atribución* La filigrana de Google que verá en todos los archivos es fundamental para informar a los usuarios sobre este proyecto y ayudarles a encontrar materiales adicionales en la Búsqueda de libros de Google. Por favor, no la elimine.
- + Manténgase siempre dentro de la legalidad Sea cual sea el uso que haga de estos materiales, recuerde que es responsable de asegurarse de que todo lo que hace es legal. No dé por sentado que, por el hecho de que una obra se considere de dominio público para los usuarios de los Estados Unidos, lo será también para los usuarios de otros países. La legislación sobre derechos de autor varía de un país a otro, y no podemos facilitar información sobre si está permitido un uso específico de algún libro. Por favor, no suponga que la aparición de un libro en nuestro programa significa que se puede utilizar de igual manera en todo el mundo. La responsabilidad ante la infracción de los derechos de autor puede ser muy grave.

#### Acerca de la Búsqueda de libros de Google

El objetivo de Google consiste en organizar información procedente de todo el mundo y hacerla accesible y útil de forma universal. El programa de Búsqueda de libros de Google ayuda a los lectores a descubrir los libros de todo el mundo a la vez que ayuda a autores y editores a llegar a nuevas audiencias. Podrá realizar búsquedas en el texto completo de este libro en la web, en la página http://books.google.com

868 N945 va

A 464852 DUPL





# ADMINISTRACIÓN LIRICO-DRAMÁTICA.

# VASCO NUÑEZ DE BALBOA.

DRAMA HISTÓRICO

EN TRES ACTOS Y UN PROLOTO

ORIGINAL DE

PEDRO DE NOVO Y COLSON.

MADRID SEVILLA, 14, PRINCIPAL 1882.

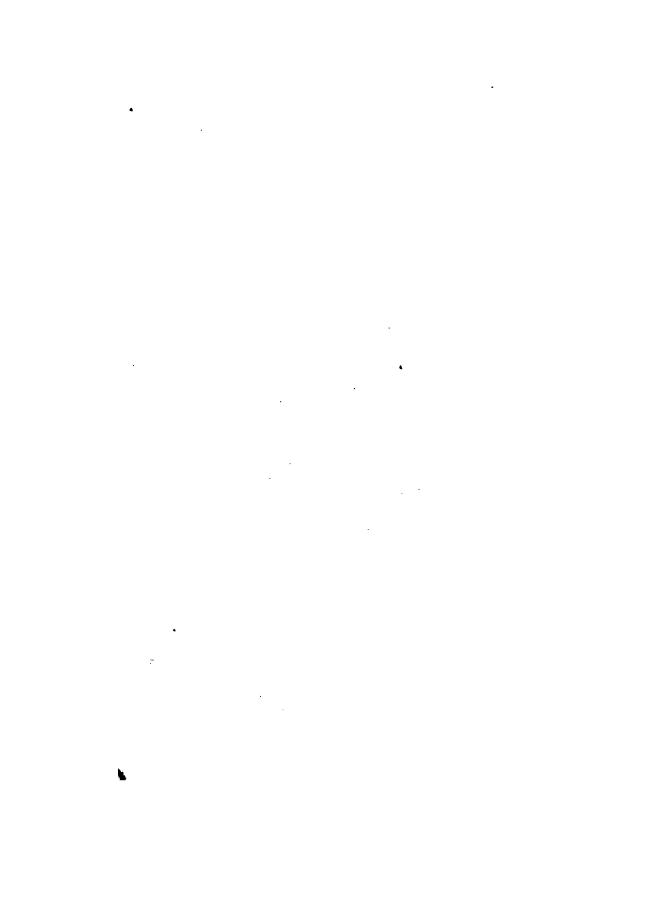

## VASCO NUÑEZ DE BALBOA.

DRAMA HISTÓRICO

#### EN TRES ACTOS Y UN PRÓLOGO

ORIGINAL DE

#### PEDRO DE NOVO Y COLSON.

4

Representado en el Teatro de Apolo el 20 de Diciembre de 1882.

#### MADRID.

IMPRENTA Y FUNDICIÓN DE MANUEL TELLO, IMPRESOR DE CÁMARA DE S. M. Isabel la Católica, 23. 1882. 868 N945va plikije E. Bursley 3-79-57

#### AL ILMO. SEÑOR

### D. MANUEL CAÑETE,

al eminente crítico, al gran hablista, al insigne poeta, al hombre de alma generosa y de corazón nobilisimo, dedico este drama en testimonio de amistad, gratitud y admiración.

P. DE NOVO Y COLSON.

| DOÑA MARÍA                              | Doña Elisa Mendoza Tenorio. |
|-----------------------------------------|-----------------------------|
| <ul> <li>ISABEL DE BOBADILLA</li> </ul> | Concepción Marín.           |
| VASCO NUÑEZ DE BALBOA                   | D. Antonio Vico.            |
| D. PEDRO ARIAS DÁVILA                   | José Valero.                |
| FRANCISCO PIZARRO                       | Julio Parreño.              |
| PEDRO DE ARBOLANCHA                     | RICARDO VALERO.             |
| OBISPO QUEVEDO                          | Manuel Aparicio.            |
| ALONSO DE LA PUENTE                     | José González.              |
| HERNANDO DE ARGÜELLO                    | Paulino Delgado.            |
| JUAN DE AYORA                           | ALEJANDRO ALMADA.           |
| GASPAR DE ESPINOSA                      | FERNANDO VIÑAS.             |
| GRIJALBA                                | FERNANDO CORRAL.            |
| ORDUÑO                                  | Pedro Moreno.               |
| ROBLEDO                                 | Francisco Perrín            |
| BERNARDINO CIENFUEGOS                   | MANUEL MANAS.               |
| GINÉS                                   | JUAN RIANCHO.               |
| TELLO                                   | RAMIRO LANDA.               |
| ENMASCARADO PRIMERO                     | MANUEL MUÑOZ.               |
| IDEM SEGUNDO                            | Antonio Perrín.             |
| UN CENTINELA                            | Antonio Pérez.              |
| MURCIO                                  | ALFREDO TALAVERA.           |
| OTRO CENTINELA                          | Ramon Galindo.              |
| CAPITAN BOTELLO                         | RICARDO GÓMBZ.              |
| CHITAIN DOILDEO                         | MARIO CORBE.                |

Capitanes, abanderados, soldados é indias.

Nota. Todos los versos señalados con asteriscos deben suprimirse en la representación.

Esta obra es propiedad de su autor, y nadic podrá, sin su permiso, reimprimirla ni representarla en España, ni en sus posesiones de Ultramar, ni en los países con los cuales han celebrado ó se celebren en adelante tratados internacionales de propiedad literaria.

El autor se reserva el derecho de traducción.

Los comisionados de la Administración Lírico-Dramática de D. Eduardo Hidalgo, son los encargados exclusivamente de conceder ó negar el permiso de representación y del cobro de los derechos de propiedad.

Queda hecho el depósito que marca la ley.

### PRÓLOGO.

UNA CASA DE CAMPO EN LAS CERCANÍAS DE SEGOVIA.

La escena representa un jardín con algunos árboles.—A la derecha del actor la fachada de una casa grande de dos cuerpos, cerca de cuya entrada hay un banco de piedra.— En el fondo una tapia ó muro elevado, con puerta ó postigo en medio.—Paralela á esta tapia, como á uno ó dos metros delante de ella, vallado ó pretil de ramage bastante alto para que pueda ocultar á un hombre tendido.—El vallado se extiende á derecha é izquierda, pero no en el centro del escenario, para dejar libre paso hasta el postigo.—Es de noche: la luna ilumina la casa y el banco.

#### ESCENA PRIMERA.

#### TELLO.

(Aparece cerrando la puerta.)

Tello. Cerré de firme el postigo, privando de todo acceso à este recinto cercado de murallones espesos ó de espinosa maleza...

Pero, ¡voto à San Prudencio, que todo cuidado es poco en estos benditos tiempos de asonadas y motines, de herejes y bandoleros!

Mi señor don Pedro Arias pudiérase estar muy quieto en su casa de Segovia, à todo peligro ajeno, y no gustar de los campos,

ni de enramadas ni huertos, ni de tardes veraniegas... ¡Pastoriles embelecos! Porque, al fin, vivir seguros Vale más que todo ello. (Mira por la izquierda.) Va se acerca la señora con su hija: ¡buen paseo han dado por la arboleda!

#### ESCENA II.

#### DOÑA ISABEL, DOÑA MARIA, TELLO.

(Doña Isabel y Doña María entran por la izquierda asidas del brazo.)

Tello. Muy santas y buenas noches, mis señoras... (Saludando.)

ISABEL. Gracias, Tello.

¿Ha regresado mi esposo?

Tello. No; mas perded el recelo, que puesto el pié en el estribo me dijo el señor don Pedro: «Quizás vuelva un poso tarde; procura hallarte despierto.»

Y camino de Segovia á escape partió derecho.

Isabel. Siendo así, tranquila aguardo.

María. Despiertas le esperaremos.

ISABEL. Cuidad que la cena á punto enquentre.

TELLO.

Voy al momento.

#### ESCENA III.

#### DOÑA ISABEL, DOÑA MARIA.

(Se sientan en el banco. María con abatimiento y distraida.)

Isabel. Algo queda todavía oculto en tu corazón.

No ha sido la confesión muy sincera... (Con dulce reconvención.)

MARÍA.

¡Madre mía!

ISABEL. Otro pesar miro impreso en tu purísima frente...

(La besa en la frente y se detiene un poco mirándola.)

¿Lo ves?... ¡cuál será inclemente,

pues no lo borra mi beso! ¿Ahora sonries? ¡En vano

quieres negar tus enojos!...

¿No ha caido de tus ojos

esta lágrima en mi mano? (Enseñándosela.)

Hija, recobra la calma y díme cuál es tu duelo, que sólo amor y consuclo

guardo aquí. (Apoyándole una mano sobre el pecho.)

MARÍA.

Madre del alma!

¿Acaso insegura es ISABEL.

> mi protección empeñada para que quede olvidada tu boda con el marqués?

María. ¡Oh, no! vuestro amor me escuda;

no temo que se quebrante.

ISABEL. ¿Y aúa vacilas?

MARÍA. Un instante.

ISABEL. ¿Qué te detiene?

MARÍA. Una duda.

ISABEL. ¿Dudas?

María. De hallar indulgencia.

ISABEL. Llevo un raudal en el pecho. (Con ternura.)

¿Quieres más?

MARIA. Quiero el derecho

de conservar mi... dolencia.

ISABEL. ¡Oiga! Aquesa condición (Souriendo.)

revela todo el arcano...

¿Qué revela? (Muy confusa.) María.

ISABEL. El Dios tirano no perdona un corazón.

Mas ¿por qué, si el amor puro

es un noble sentimiento,

tá le ocultas, y en tormento le conviertes?

MARÍA. Porque auguro

> que aunque á los ciclos alcanza por lo grande y por lo honrado,

más feliz vive callado este amor sin esperanza.

¿Acaso temes, María, ISABEL. que conociendo tu afán no te adore ese galán?...

María. ¡Si él me adora, madre mía!

ISABEL. ¡Ah! ¿Con que un hombre te ama v entristeces?

María. No os asombre.

Isabel. ¿Cómo se llama ese hombre?

María. Ignoro cómo se llama.

ISABEL. Tu ignorancia no me explico.

¿Desconoces por rareza de Segovia á la nobleza?

María. Mas él no es noble ni rico.

ISABEL. ¡Que no te merece infiero!... (Con sobresalto.)

María. ¡Sí, que una reina merece! (Con entusiasmo.)

¿Quién es? (Con afán.) ISABEL.

No sé.

¿Qué... parece? (Con impaciencia.) ISABEL.

María. Un hidalgo aventurero.

¡Hija! (Con severidad y levantándose: ambas se acercan ISABEL.

al proscenio.)

María. :Perdón!

María.

ISABEL. ¡Qué demencia! (Idem.)

¿Así tu linaje olvidas?

María. Ya que os mostré mis heridas (Suplicante.)

¿me negaréis indulgencia?

Isabel. Eso nunca; pero ansío de tus luchas el relato.

María. Sí, madre, os haré el retrato

del que rindió mi albedrío. Cuando hace un año en la corte con vuestra prima me hallaba á menudo cabalgaba

por la Alameda del Norte. De galanes un tropel se nos acerca una tarde; yo, haciendo de brava alarde, largo bridas al corcel. Parte veloz como el viento por el quebrado camino; y, envuelta en un torbellino, casi perdido el aliento, en vano atajar procuro su ya espantosa carrera: salta un foso, una barrera, y al fin hacia un alto muro dirige el ímpetu ciego... ¡Favor! ¡favor! grito ansiosa á la plebe, que medrosa huye y se aparta; ya llego casi al muro, y al tocallo de la muerte iba á ser presa, cuando un hombre se atraviesa delante de mi caballo. Salta al cuello del bridón, que lo arrastra; más se aferra, lo vence, y lo clava en tierra con la fuerza de un león. Rompe en aplausos la plebe, y vo miro palpitante a mi salvador delante, y al potro que no se mueve. ¡Hija! peligro tan cruel me ocultaste.

ISABEL.

Maria. Isabel. María. Por temor...

¡Dios mío!... y tu salvador...
Era un gallardo doncel
de noble y altiva frente,
buen talle, dulce mirada,
morena tez, larga espada,
y vestido pobremente.
«La vida os debo»—le dije.
«Pedid; ¿qué quereis?» y urbano

me respondió:-«Vuestra mano besaré, si no os aflige.» Y un beso que me lacera en ella deja estampado, y luego váse turbado y sin decirme quién era.

ISABEL. (Extraño el suceso es.) Pero ¿le hallaste de nuevo? MARÍA. Sí, madre, y contaros debo en dónde lo ví después. Era una noche; al espacio . el incendio iluminaba de una casa que lindaba con nuestro antiguo palacio. Casi al pió del edificio ya convertido en hoguera, una mujer presa era del más horrible suplicio. Pues dentro de aquella casa, que no apaga fuerza alguna, idejó una niña en la cuna y esa niña se le abrasa! La multitud conmovida una y mil veces intenta subir, pero el fuego aumenta y nadie arriesga su vida. La madre perdió el sentido; mi vista el llanto nubló... ¿Quión puede salvarla? «¡Yo!» dijo una voz á mi oido; y rápido se adelanta un hombre, el candente muro escala con pié seguro y con un valor que espanta; llega al postigo que ofrece salida á la llama roja, le cruza, detrás se arroja, y dentro desaparece. Quedamos como en la tumba suspensa el alma, aguardando,

tan sólo el ruido escuchando del leño que se derrumba. Ya teme el pueblo y se afana; todos lo juzgan perdido, cuando un cuerpo ennegrecido vuelve á cubrir la ventana. Cual alma del purgatorio en medio del fuego en pié trayendo, audaz se le ve, en la mano un envoltorio. El pueblo llora y se apiña de entusiasmo delirante, y clama en voz penetrante: «¡La niña! ¡Salvó á la niña!» Sí, madre; poco después, de aquella rara envoltura salió viva una criatura que pusieron á mis piés. Y un hombre, roto el vestido, humeante, ensangrentado, y con el rostro tostado, se acerca y dice á mi oido: «Cumplí la palabra fiel, y anhelo dejar impreso en vuestra mano otro beso.» ¿Luego ese hombre?...

ISABEL. María.

ISABEL.

María.

¡Era él!

¡Su valor me maravilla! Interrogarle debiste.

Le interrogué; pero triste me dijo: «Si no os humilla, »concededme, mientras pierdo »mi vida á vos consagrada, »si me halláis, una mirada; »si no me veis, un recuerdo.» Desde entonces, madre mía, lo confieso con sonrojos, aunque cerraba los ojos con el alma lo veía.

Y hoy á tal súplica fiel

ahogando triste suspiro, ¡cuando lo encuentro lo miro. y cuando no, pienso en él! ISABEL. ¡Pobre niña! has alentado ciego amor sin esperanza, pues nadie lograr alcanza un imposible soñado.
Corresponde á tu blasón noble sangre, ilustre nombre...

MARÍA. Si es eso, ¡mostradme un hombre de tan grande corazón!

ISABEL. Mas si de honrado se precia, ¿por qué en el misterio vive?

María. ¿Por qué?... ved lo que me escribe.

(Saca un billete con precipitación y se lo cutrega á Isabel.)

El lo dirá...

ISABEL. ¡Loca, necia, (Con enojo y dolor.)
desventurada hija mía,
víctima de engaño artero!
MARÍA. Leed el billete primero; (Con infinita dulzura.)
luego culpad mi osadía.

ISABEL. (Leyendo.) «Mi pobreza es bien notoria. »mi nombre oscuro, y lo callo »mientras que no pueda usallo »radiante de inmensa gloria. »Para mi noble ambición »buscando campo fecundo, »ahora parto al nuevo mundo »descubierto por Colón. »Si en mi valor tenéis fé »v un año esperáis constante, »os juro que, firme amante. »digno de vos volveré. »Rica sois, eso me humilla; »y, verdugo de mí mismo, »solo salvaré el abismo »siendo grande de Castilla. »Difícil empresa intento; »mas si vana la deploro,

»será para la que adoro »mi postrero pensamiento.»

(Doña Isabel hace una pausa y medita. María llora en silencio.)

ISABEL. ¡Con tan noble proceder me deja de asombro muda!

¿Se marcha?

Y marcha sin duda María.

para nunca más volver.

¿Lloras? ISABEL.

No. (Queriendo ocultarlo.) María. ISABEL. Pobre hija mía!

Arde tu frente, y me abrasa (Tocándole.)

tu mano. Entremos en casa que ya comienza á estar fría la noche.

¿Vuestro perdón María.

me dais?

ISABEL. Y rezar anhelo (Con voz cariñosa.)

> para que bendiga el ciclo tan generosa ambición.

(María besa á su madre y medio abrazadas entran en la casa.)

#### ESCENA IV.

#### PUENTE y GINES.

(Apenas queda la escena sola, Puente asema por encima de la tapia y se monta en ella. Lo mismo hace Ginés, que lleva antifaz.)

PUENTE. (Montado en el muro.) ¡Nadie!... ni un leve rumor oigo, mas la gente aún vela. (Reparando en la luz de la casa.)

GINÉS.

Ahí va.

(Desliza una escala sobre el jardín.)

PUENTE. Afirmala en esta piedra.

La escala, Ginés.

Ahora, que Dios ó el diablo nos saquen bien de la empresa.

(Puente desciende al jardín y Ginés le sigue, deteniéndo-

se ambos al pié de la escala.)

Puente. Llega al postigo y descorre (Señalando á Ginés la puerta del cercado.) los cerrojos; su cadena lima, mas sin ruido.

Ginés.

Voy.

PUENTE. En tanto, yo quedo alerta.

(Ginés se dirige á la puerta y trabaja por abrirla, oyéndose limar el hierro.—Puente se acerca á la casa con precaución.)

Voces escucho; sin duda es que á Pedrarias esperan; tarde será cuando llegue! Si la locura me ciega culpa es del mismo Pedrarias que siempre me dijo: «Espera; »quizás el viejo marqués »la palabra me devuelva »que de entregarle á María »en hora mala le diera. »Entonces tuya será. »Pide à Dios que una ocurrencia »su renuncia facilite, »y tu ventura completa.» Si esto Pedrarias me dijo, si amor audacia aconseja v al marqués debo la vida, lo que el matarlo me veda, para alcanzar mi ventura, qué he de hacer? ¡Venir por ella, como amante, si es arrojo; cual bandido, si es vileza! Después decida Pedrarias si perdona ó si se venga. Mas siento pasos. ¡Ginés? (Puente se coloca el antifaz y se acerca al postigo.)

Ginés. ¿Qué es ello?

PUENTE.

Que gente llega.

¿Y ese postigo?

GINÉS.

Resiste.

PUENTE. ¿La mordaza?...

GINÉS.

Está dispuesta.

#### ESCENA V.

#### DICHOS y TELLO.

(Tello sale de la casa muy despacio y se detiene en medio de la escena.—Puente y Ginés, con capas y antifaces, ocultos detrás de un árbol.)

PUENTE. (Atención.)

GINÉS.

(Un hombre sale.)

Tello. Esta noche no se cena
hasta que regrese el amo,
por cuya extraña ocurrencia
yo, que con ansias soporto
castigo de tal crudeza,
vengo á empinar una bota
lejos de gente indiscreta,

porque tal vez no faltára quien ayudarme quisiera. (Bebe.)

Puente. (AGinés.) (Es el viejo mayordomo.)

GINÉS. (A Puente.) (Y las llaves de esa puerta debe guardar en el cinto.)

Puente. (A Ginés.) (Avancemos con cautela.)
(Puente y Ginés se acercan lentamente á Telle.)

Tello. ¡Vaya un vinillo! es añejo de Daroca ó Cariñena. Como á oscuras lo busqué salió el mejor de la cueva. (Bebe otra vez.) (Puente y Ginés se arrojan sobre Tello y le sujetan.

Ginés le coloca una mordaza.)
TELLO. ¡Jesús!! (Con profundo estupor y soltando la bota.)

PUENTE. ¡Silencio, bergante!

Ginés. Ya no hay temor de que muerda.

(Con sorna asegurándole la mordaza.)

PUENTE. Atémosle á un árbol de estos, pero pronto.

GINÉS. ¡Cómo tiemblas,

(A Tello mientras le ata.) viejo mastin!

PUENTE. Esa llave

búscale, que corre priesa.

GINÉS. Tiene colgado un racimo.

PUENTE. Pues córtale la correa.

(Ginés saca el puñal y al acercarlo al vientre de Tello,

éste se agita y hace visajes de horror.)

GINÉS. ¡Por el rabo de Luzbel,

estése quedo y no tema!

(Le corta la correa y se apodera del llavero que muestra

& Puente.)

¡Hélo aquí!

PUENTE. Bien, no tardemos.

que nuestros hombres esperan.

(Se dirigen á la puerta del fondo y procuran abrirla.)

GINÉS. La más grande del manojo

debe ser; sin duda es esta. (Prueba con una llave.)

PUENTE. ¿Encaja en la cerradura?

GINÉS. Sí, por vida de mi abuela.

PUENTE. ¡Bravo, Ginés!

GINÉS.

Sólo falta

desenganchar la cadena...

(Lo hace y óyese el ruido del hierro.)

es fácil.

PUENTE.

¡Silencio! (Con sobresalto.)

GINÉS.

Ved (Abre.)

cómo ya gira la puerta.

#### ESCENA VI.

#### DICHOS y ENMASCARADOS.

(Alabrirse el postigo aparecen en él tres hombres con capas y antifaces, los cuales entran á una indicación de Puente.)

PUENTE. ¡Hola! pasad sin recelo,

mas con sigilo. ¡Dispuesta

(Dirigiéndose & un hombre.)

quedó la silla de mano?

ter enm. Si, señor.

PUENTE.

Tened en cuenta (Idem & todos.)

las instrucciones que os dí;

sólo hallareis una dueña

y un mancebo; sin violencia

serán atados los dos

de modo que no se muevan, y luego á doña Isabel en un cuarto se le encierra del interior de la quinta.
Todo á escape; que yo mientras habré sacado á la dama para quien es la litera.

GINÉS. ¿Y si el criado resiste

con armas?

PUENTE. Le clavas esa. (Indicándole la daga.)

Con que adelante sin ruido. Abre, Ginés.

(Ginés se acerca con el llavero, y al tocar la puerta ésta cede.)

GINÉS.

Está abierta.

(Algunos sacan los puñales y entran en la casa, quedando el último Puente.)

PUENTE. ¡Ay del que osare oponerse entre el tigre y la gacela!

#### ESCENA VII.

#### TELLO, solo.

(Cuando todos se van, Tello hace esfuerzos para desprenderse de la mordaza y lo consigue.)

Tello. ¡Ah! ¡cayó al fin! ¡San Prudencio
me valga, que de esta hecha
sucedió lo que temía!
(Forcejea por desasirse, inútilmente.)
¡No puedo... malditas cuerdas!
(Oyese ruido dentro de la casa y gritos de mujeres pidiendo socorro.)
¡Pobres señoras, las matan
sin que nadie las defienda!
(Continúa oyéndose ruido y gritos de angustia.)
¡Socorro! ¡Favor, aqui! (Gritando.)
Mas, ¿qué grito? tente, lengua,
porque temo que te corten
cuando salgan esas fieras.

¡Jesús! ya aparecen dos, ya vienen todos, ya llegan! (Vuelve el rostro tratando de ocultarlo.) «Salen todos enmascarados, y detrás Puente con Doña María en brazos.)

#### ESCENA VIII.

TELLO, GINES, LOS TRES ENMASCARADOS, PUENTE con DOÑA MARÍA, luego VASCO NUÑEZ.

MARÍA. ¡Favor, favor! ¡Madre mía! (Cae desfallecida.)

PUENTE. ¡Aproximad la litera!

(Los tres enmascarados salen por la puerta del cercado.)

(Dentro.) ¡Atrás, miserables! VASCO. | er ENM. (Dentro.)

Muerto soy!

2.º IDEM. (Dentro.) ¡Jesús me tenga! (Vuelve á entrar en escena retrocediendo, y cae quedando oculto por el vallado.-Vasco Nuñez aparece con espada en mano y se arroja sobre Ginés.)

PUENTE. ; Maldición!

¡Un hombre es solo! (Desenvaina y riñe.) GINÉS.

Puente. ¡Pero tres echó por tierra!

Vasco. ¡Villano, también caerás!

(Puente abandona á Doña María y saca la espada corriendo en ayuda de Ginés - Doña María eleva al cielo las manos, y contempla á Vasco Nuñez con extraordinaria emoción.)

¡El es, Vírgen Santa! María.

PUENTE. ¡Aprieta (Riñe con Vasco Nuñez.)

los puños, Ginés!

GINÉS. Sospecho

que Satanás le sustenta. (Idem.)

(Vasco Nuñez desarma á Puente, que salta atrás con desesperación.)

Puente. ¡Mil rayos! ¡Saltó mi espada!

Vasco. ; Vuelve, bandido, por ella!

(Acorrala á Ginés, que retrocede hacia la puerta del cercado.—Puente llega antes á dicha puerta, y se detiene un momento.)

GINÉS. ¿Quién puede herir á un demonio?

Puente. ¡Matarte juro! (Amenaza á Vasco Nuñez y desaparece.)

GINÉS.

¡Flaquea

mi esperanza; huyamos!

(Váse precipitadamente por el postigo.)

VASCO. (Envainando.)

Huyen

cual liebres por la maleza.

#### ESCENA IX.

#### VASCO NUÑEZ, MARÍA y TELLO.

(Vasco Nuñez se acerca rápidamente á Tello con objeto de desatarle. María le sigue con la vista revelando grande emoción.) (Escena rapidísima.)

MARÍA. ¡Salvada por él!

Tello. ¡Auxilio!

(Tello al ver acercar á Vasco Nuñez con un puñal, tiembla de miedo.)

VASCO. Ya están cortadas las cuerdas. (Lo hace.)

Tello. Ah, señor, sin duda sois!...

Vasco. Doña Isabel desespera... (Indicando la casa.)

Volad, volad en su busca mientras yo guardo la cerca.

Tello. Corro al punto: mas sin llaves larga será la faena. (Entra en la casa.)

#### ESCENA X.

#### MARIA y VASCO NUÑEZ.

Vasco. Señora, plúgole á Dios

que en mi postrer despedida reclamar pueda de vos un premio, cual otros dos, que antorchas son de mi vida.

MARÍA. Tomad... (Alargándole la mano.)

Vasco. ¡Gracias!

María. (Lucho en vano...)

Vasco. ¡Dulce bien! (Le besa con creciente afán.)

María. (¡Cielo piadoso,

fuerzas dadme!...)

(Hace un ligero esfuerzo para desprenderse.)

Vasco. ¡Amor insano!...

(Oprimiéndola entre las suyas.)

MARÍA. ¡Por compasión!...

Vasco. Esta mano

que abandonar es forzoso: esta mano que ahora estrecho con temblorosa avidez, porque cobarde sospecho que es quizás la última vez que llega á tocar mi pecho; esta, mi prenda querida, que pude ver conseguida tres veces, con varia suerte, ora salvando una vida, ora esparciendo la muerte; esta, la rica diadema de mi amante arrojo palma, que con ventura suprema del fuego que abrasa el alma mi beso candente quema; esta mano, fuerte imán que oprimo con ansia loca, cuando en sorda lucha están por libertarla mi afán, por detenerla mi boca; tan amada prenda mia, ¿quién logrará si hasta vos no me eleva la osadía?

Maria. ¡Vuestra ha de ser ó de Dios!

Vasco. ¡Cielos!

María. ¡Lo juro!

VASCO. [María!... (Hincando la rodilla.)

¡María, bendita seais!

MARÍA. Alzad...

Vasco. ¡Mi bien!

María. Os lo ruego.

Vasco. ¿Tanto señora, me honráis?

(Levántase con profunda emoción.)

María. ¡Vida y honor me salváis;

el alma en pago os entrego!

Vasco. ¡Gracias!... ¡ah!... me maravilla... (Tocándose los ojos.)

¡Vive Dios!... Acaso pueda dar luz á tu fé sencilla esta lágrima que rueda por mi tostada mejilla. La toco de asombro mudo, y en vano á inquirir acierto qué fuerza arrancarme pudo del fondo del pecho rudo, esta lágrima que vierto. Quizás el alma te envía con ella respuesta alguna mejor que yo te daria... ¡Mírala brillar, María, á los rayos de la luna! ¡Mira á su blanco fulgor el tributo más sincero, la joya de más valor

que ofrecer puede á su amor este pobre aventurero!

(Vasco Nuñez queda un momento con las manos sobre los ojos, y María muy conmovida se aproxima á él.)

#### ESCENA XI.

VASCO NUÑEZ, MARIA, DOÑA ISABEL, TELLO.

(Doña Isabel sale de la casa apoyada en Tello.)

María. ¡Os amo y me hacéis dichosa!

(A Vasco Nuñez con arranque de pasión. Vasco y María entrelazan sus manos y se miran en silencio.)

ISABEL. (Desde la puerta.) ¡Salid al camino, Tello,

y prevenid á mi esposo de tan horrible suceso!

(Tello váse por el fondo, Doña Isabel corre hacia su hija, y ésta, al verse sorprendida, se aparta vivamente de Vasco Nuñez arrojándose en brazos de su madre.)

ISABEL. ¡Hija!

María. ¡Madre idolatrada!

ISABEL. Ese hidalgo... (Al oido mientras la abraza.)

MARÍA. ¡Es él!... ¡Mi dueño! (Idem.)

(Doña Isabel se coloca entre María y Vasco. Este se descubre.)

Vasco. Señora...

ISABEL. Ya sé quién sois;

conozco vuestros proyectos, y que es el ídolo mío también el ídolo vuestro. Si lleváis un nombre oscuro, para mí no puede serlo; que vale salvar á mi hija más que rendir un imperio. Madre sov, que ciega adoro; madre de un ángel del cielo, que de la muerte librásteis y de la deshonra luego. ¿Pagaros?... locura fuera buscar suficiente premio. Pero mi vida, mi sangre, cuanto soy, cuanto poseo, todo, hidalgo generoso, icon mi gratitud es vuestro!

VASCO.

Señora, ver me dejáis
de felicidad un cielo,
y no podré con palabras
expresaros lo que siento.
Os hallo á mi amor propicia,
á mi amor, dulce secreto
que ella y yo, cual un tesoro,
guardábamos en el pecho.
Hoy por vos, tranquilo parto
para alcanzar con mis hechos

un nombre ilustre, señora, acaso digno del vuestro. (Se cubre.)

PEDRAR. (Dentro.) Ten el estribo, y aguarda con el caballo del diestro.

TELLO. Bien, señor.

ISABEL.

Tu padre llega!

(Doña Isabel y María corren hacia el foro. Pedrarias entra precipitadamente y se abraza á su mujer y á su hija.)

PEDRAR. ¿Dónde estáis?... ¡Gracias al cielo!

#### ESCENA XII.

#### DICHOS y PEDRARIAS.

PEDRAR. ¡Yo vengaré el atentado cobarde contra mi honor! ¿Quién sois, mancebo?

VASCO.

Señor...

ISABEL. ¡Quien vuestro honor ha salvado!

PEDRAR. Bien está. De tanto dolo saber quiero con ahinco...

¿Esos viles eran?...

VASCO.

Cinco.

PEDRAR. ¿Y mis amigos?

VASCO.

Yo sólo.

Pedrar. ¿Os burláis?

VASCO.

No, por mi fé.

PEDRAR. ¿Los vencisteis?

VASCO.

Vedlo vos.

Ved alli...

¡Poder de Dios! (Reparando en los caidos.) PEDRAR.

Vasco. De los que huyeron no sé.

PEDRAR. ¡Valiente sois!

VASCO.

Soy honrado,

y el cielo me presta ayuda.

PEDRAR. ¡Mucho os debemos!...

VASCO.

Sin duda

soy yo quien queda obligado.

(Mirando á Doña Isabel.)

PEDRAR. Estrechadla. (Alargándole la mano.)

Vasco. Es grande honor!

PEDRAR. Há tiempo que no acuchilla. (Con amargura.)

Vasco. Sé que os llamaba Castilla

el galán y el justador.

PEDRAR. Me hace feliz recordallo; (Le saluda.)

mas decidme nuestro nombre. Vasco. Perdonad, y no os asombre;

que por humilde lo callo, hasta que pueda orgulloso medirlo con el primero.

PEDRAR. Noble ambición.

Vasco. Si no muero,

haré mi nombre glorioso.

Pedrar. Calladlo pues: mas deudores

os somos, y el pago es justo.

(Ofreciéndole una bolsa.)

A mis riquezas me ajusto. ¡No! (Rechazándola con dignidad.)

PEDRAR. ¿Rehusáis?

VASCO.

Vasco. Tales rubores,

no merezco.

Pedrar. (¡Caso extraño,

qué fiero orgullo publica!) ¿Es vuestra casa muy rica?

Vasco. ¡Es muy pobre!

PEDRAR. (No me engaño.)

Cierto: mejor se concilia en un ánimo esforzado, llevar de alférez el grado á las playas de Sicilia.

Vasco. Fueran mis dichas palmarias; pero admitirlo no debo.

PEDRAR. Tampoco debe, mancebo

tener deudas un Pedrarias. (Con impaciencia.)

Pensad lo que os pueda ser más grato en vuestro sentir.

Vasco. Nada se debe admitir por salvar á una mujer. Pero incapaz de engañaros, rico en lealtad y honradez, consieso, hiriendo tal vez vuestros blasones preclaros, que yo, hidalgo sin caudal, que en la gloria el norte sija, idolatro á vuestra hija,

(Pedrarias retrocede con asombro y María se cubre el rostro.)

y no habrá fuerza mortal que ahogue de mi amor la llama. ¡Si vencí, no fué portento; que un hombre vale por ciento, cuando defiende á su dama! (Pausa.)

(Pedrarias contempla á Vasco y luego á Doña Isabel y á su hija.)

PEDRAR. ¿Qué escucho?

ISABEL.

Ay Dios!

María.

:Madre mía!

PEDRAR. ¿Qué nueva es esta crüel?

¿Por qué callais, Isabel? ¿Por qué te turbas, María? ¿Por qué no dais un mentís al que insensato blasona,

y en necio alarde pregona...

ISABEL. Porque es cierto.

PEDRAR.

¿Qué decis?

A solas os pediré (A Doña Isabel.) estrecha y terrible cuenta. señora, de tal afrenta.

ISABEL. ¡Pedrarias!

MARÍA.

¡Ah!

PEDRAR.

(A Vasco.) Bien se ve, que os ciega el orgullo insano y no menos la locura.

Soñábais con tal usura?...

VASCO.

Si me ofreciérais su mano hoy, por ocurrencia rara, por extraña maravilla, doblando aquí la rodilla, jinro que no la aceptara! Mal conocéis mi altivez; mal habéis interpretado
mi confesión, que ha dictado
la conciencia, que es mi juez.
Yo la adoro; mas se estrella (Señalando 4 María.)
mi amor al pensar así;
ni he de bajarla hasta mí,
ni he de elevarme por ella.
Parto pues, y lejos voy;
no volveré, lo aseguro,
mientras que pobre y oscuro
siga siendo lo que soy.
Mas si gran renombre gano
y riquezas atesoro,
no olvidéis que yo la adoro
y he de volver por su mano.

Pedrar. Sueños de mente altanera ó engaños; claro es colija viéndoos cerca de mi hija...

Vasco. Hoy vine por vez primera.

PEDRAR. ¡Primera cita!

Vasco. Señor,

no es cierto; cuando acudí, socorro gritar oí.

Pedrar. ¿Y lo afirmáis?

VASCO.

Por mi honor!

PEDRAR. Marchad, y que el cielo extreme (Con agralo.)
para con vos sus bondades;
pero temed si tornades.

Vasco. ¡Vasco Nuñez nada teme!

PEDRAR. ¡Nuñez! (me asalta el rubor cuando escucho este apellido!
Siempre me acuerda al que ha sido sin venganza mi ofensor.
No hay vez que no me corroa el alma. ¡De furia bramo!)
¿Es vuestro nombre?...

VASCO. Me llamo

Vasco Nuñez de Balboa.

PEDRAR. ¡Qué escucho? ¡Por Lucifer!! (Fuera de sí.) ¡De Extremadura, de fijo!!! Vasco. ¡Es verdad!

PEDRAR. ¡Eres su hijo!

:Muere!

(Se arroja sobre él con la daga, y antes de herir se detie-

ne y retrocede.)

ISABEL. } ;Ah! (Con grito de espanto.)

María. )
Pedrar. | Qué iba yo á hacer!

(Doña Isabel y María se interponen entre Pedrarias y

Vasco.)

María. ¡Padre!

ISABEL. Señor, advertid...

de ingratitud un abismo...

PEDRAR. ¡Ya le he pagado ahora mismo

no matándolo!—¡Salid!

Vasco. Antes decidme cual es...

Pedrar. ¡Nunca! en vano preguntáras;

¡sólo sí, cuando te halláras espirante y á mis piés!

Vasco. Inocente á vuestro agravio...

ISABEL. En noble olvido confío.

MARÍA. ¡Perdonadle, padre mío!

PEDRAR. ¡Oh! sellad el torpe labio

capaz de tanta vileza!

Vasco. Amor me dará firmeza.

Adios, María!

PEDRAR. ¡Villano!

Vasco. ¡Juro conseguir tu mano! (Con fiera energía.)

PEDRAR. ¡Y yo cortar tu cabeza! (Idem.)

(María se arroja en brazos de Doña Isabel, y Vasco váse.)

FIN DEL PRÓLOGO.

|   |  | , |  |
|---|--|---|--|
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
| - |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |

#### ACTO PRIMERO.

#### SANTA MARÍA LA ANTIGUA DEL DARIÉN.

El teatro representa una gran plaza ó llanura, cuyo fondo termina en altos montes, y al pié de ellos una población que figurará ser la colonia del Darién. - A la derecha del actor se extenderá el caserio, quedando en primera linea la morada más grande, que arbolará el pabellón de España. -- Por la izquierda se supone la orilla del mar. -- Algunas palmeras y otras plantas tropicales se colocarán de modo que no embaracen el escenario.-El telón de foro debe quedar lo más lejos posible, para que el escenario tenga mucha longitud. - Al levantarse el telón aparece ocupada la escena con los siguientes grupos: En primer término, á la derecha, Arbolancha y Arquello sentados y comiendo en una mesa rústica. - A la izquierda Robledo y Orduño limpiando sus petos y armaduras colgadas de un árbol.-En segundo término, y cerca del centro, varios soldados jugando á los dados, sobre un tambor; hacia el fondo otros haciendo el rancho. - Algunas parejas pasearán como en conversación á lo largo de la escena, y tres ó cuatro indias acudirán de uno á otro punto suponiéndose llamadas. Otras estarán al pié de los árboles haciendo tejidos de paja. En lo alto de un monte (accesible) habrá un centinela.—Utensilios de labranza que se vean con profusión.

#### ESCENA PRIMERA.

ARBOLANCHA, ARGÜELLO, ROBLEDO, ORDUÑO, soldados, indias, etc.

ROBLED. ¡Nuestras armas se enmohecen!

Orduño. ¡Quén lo dijera, Robledo!

ROBLED. Sí, ¡quién dijera que Orduño

trocaría largo tiempo el arcabúz por la azada!

Orduño. Ya somos cuasi labriegos.

ROBLED. ¡Bien hayan estos ribazos y quien nos trujo!

ORDUÑO.

Lo mesmo

digo yo, porque en Castilla jamás conseguido hubiéramos

tal cosecha de doblones. (Golpeándose el bolsillo.)

Robled. Amén de los que alcancemos

cuando el señor Vasco Nuñez

regrese.

Orduño.

Mas ¡por San Pedro! que tarda el gobernador y es de temer...

Robled. Nada temo.

Orduño. Pero salió de la Antigua,

há cuatro meses y medio.

Robled. La expedición era larga.

ORDUÑo. Y también de mucho riesgo.

ROBLED. Cosa de diez cintarazos

repartidos con despejo entre los indios salvajes que el paso estorben.

ORDUÑO.

Es cierto.

(Siguen hablando y limpiando sus armas.)

Arbol. Bravamente hemos comido,

gracias al Dios de los buenos.

Argüe. Lástima que el agua clara

sustituva al vino añejo.

ARBOL. Tanto monta.

ARBUL. Tallio

Argüe. ¿Qué?

Arbol. Sin duda;

es más sano.

Argüe.

Lo concedo.

Arbolancha, no digáis que asáz de todo me quejo. Sabéis que de mercader calzo más que de guerrero; que me embarqué con Enciso ganoso de lucro.

ARBOL.

Y creo que si Enciso no se marcha os perdéis.

ARCÜE.

Más quiso el cielo que se hallase en Darién por tan terrible momento el valiente Vasco Nuñcz, que de simple aventurero pasó por sus mil hazañas á ser el caudillo nuestro.

ARBOL.

Desde entonces ¡voto á brios! la colonia es un portento de bienestar y abundancia; si no, recordad, Argüello, las mil pasadas angustias, las discordias y atropellos y el hambre y las correrías sin fruto por el desierto. Cercados de fieros indios, en lucha abierta con ellos, hubiéramos á la larga sucumbido.

Sin remedio.

ARGÜE. Arbol.

Pero aparece Balboa. ¿Quién es él? no lo sabemos. ¿De dónde viene? tampoco. Todo asemeja un misterio. Sus fuerzas son tan hercúleas, y es en las armas tan diestro, que juntos vence á Pizarro y á Bernardino Cienfuegos. El gladiador se le llama, y con justicia por cierto. Nadie le iguala, con mucho, y se sabe como el credo que es su lanza la más fuerte, que es su tiro el más certero, y aún su lebrel de batalla es el mejor de los perros.

Argüe. Es verdad cuanto decís. ARBOL. Pues bien, recordadlo, Argüello, como caudillo prudente con las riendas del gobierno; siempre activo y vigilante, franco, tenaz, justiciero, dulce, afable, buen amigo, el más sabio en el consejo, el primero en los trabajos y en el peligro el primero. \*Magnánimo y generoso, \*vo lo he visto secorriendo \*al último de sus hombres \*como á un hijo: en los encuentros, \*en las jornadas muy largas, \*si alguno daba en el suelo \*cansado ó desfallecido, \*él lo animaba.

Argüe.

\*Recuerdo \*que con su propia ballesta \*buscaba caza al hambriento, \*en vez de darse al descanso. \*¡Qué abnegación! ¡Es de acero!

ARBOL.

Antes crueles enemigos eran los indios, y hoy vemos que son nucstros tributarios, gracias al noble manejo y á la bondad v cordura de Vasco Nuñez.

ARGÜE.

Yo creo que aprisiona á los caciques en las redes del afecto, según nos prestan avuda v nos aman.

ARBOL.

Por San Pedro que bien le habían ayudado en esos descubrimientos para los cuales partió con la flor de nuestro ejército, dejando en mis torpes manos

del Darïen el gobierno!

Argüe. Ninguna elección tan sabia

hiciera.

Arbol. \*Gracias, Argüello.

(Robledo hace seña á una india para que se le acerque.)

Robled. \*; Ven acá! (¡que esta salvaje

\*me tenga sorbido el seso!)

(Al acercarse la india, Orduño deja también de limpiar y acude á ella.—Queda colocada entre los dos y cada uno le habla á una oreja.—Ella hace á todo signos afirmativos. Robledo saca un espejito y Orduño unas cuentas de vidrio. Ambos le ofrecen sus regalos, pero sin que aparenten rivalidad y sin darse por advertidos de que los dos pretenden á la vez.)

Argüe. \*¿Y no tenéis, Arbolancha,

\*noticias de su regreso?

Arbol. \*Aún no; pero estoy seguro,

\*volverá de triunfos lleno. (Siguen hablando.)

ROBLED. (A la india.) \*¿Te place, dí? (Entregándole los regalos.)
ORDUÑO. \*¿Te contenta?

Orduño. \*¿'
\*(Me trastornan el cerebro

\*estas mujeres cobrizas.)

ROBLED. \*Si el capitán fuera ciego...

(Robledo y Orduño miran atrás y á un tiempo abrazan á la india; pero ésta escapa agachándose y riendo, quedando abrazados los dos soldados, y al reparar en ello se empujan mútuamente.)

ORDUÑo. \*Apártate ;voto á sanes!

ROBLED. \*; Contigo cargue el infierno!

CENT. (Desde el monte.) ¡Alerta! que gente armada

sube del monte el repecho.

(Suena un tiro lo más lejos posible del escenario.)

ARBOL. : Es el aviso!

Argüe. ¡Ellos son!

CENT. ¡El general!

Arbol. |Son los nuestros!

(Se oyen clarines y tambores.—Los del escenario demuestran mucha alegría y todos retiran sus enseres. En lo alto del monte aparecen Vasco Nuñez y sus tropas que descienden batiendo tambores y con banderas desplegadas.—Los de abajo y los de arriba se saludan con los sombreros y las espadas, y sin romper la formación avanzan hasta el centro del escenario.—Vasco Nuñez en primer término, y Pizarro, Botello, Cienfuegos á su lado; Arbolancha y Argüello con

muchos soldados también en primer término, y á derecha é izquierda, dejando en el centro á los recién llegados:

Todos los soldados de Vasco Nuñez traen coseletes, y armados, unos de arcabuces y otros de ballestas ó lanzas.—Los vestidos un tanto ajados y barbas crecidas.—Detrás de la tropa bajarán varias indias con presentes de oro y perlas.

Arbolancha forma á la cabeza de la guardia, y al llegar Vasco-Nuñez, dan un golpe con las alabardas.)

### ESCENA II.

DICHOS y VASCO NUÑEZ, PIZARRO, CIENFUEGOS, varios capitanes, soldados, indios é indias.

Vasco. ¡Hénos aquí, los que con pecho osado del Darïen dejamos la ribera llevando de Castilla el estandarte al viento desplegado, para enclavarlo, donde verle altivo, pasmo y admiración del mundo fuera!

Fácil camino nos llevo primero desde el puerto de Cáreta al de Ponca; de Torecha después, cacique fiero, las huestes derrotamos en desigual pelca; y del rico dominio su despojo nos hizo sospechar mejor preséa detrás de unas montañas, que escalamos con firme planta y varonil arrojo.

Mas su alta cumbre que las nubes toca, siempre lejos se ve; penosa marcha de contínua ascensión por monte estéril de espeso lodo, de pelada roca ó de frígida escarcha, pronto gasta el caudal de nuestro brío, y del hambre y la sed todos esclavos la materia ruïn un hora impera negándose á escalar mayor altura... y dejando joh baldón, crimen impío! jenterrada en el cieno la bandera!

¿Es este el lauro que al venir soñásteis? ¡Maldito el que se rinde en la jornada, pues si muerto no está, manchó su espadal Dije: y entonces de rubor cubiertos, responden señalándome la cumbre... «¡Llegaremos allí vivos ó muertos!» Y continuó la marcha arrastrándose muchos lentamente, algunos de rodillas caminando por la áspera pendiente; siendo alimento de los más felices las yerbas y raíces!

Por fin llegamos á la cumbre ansiada, y en ferviente oración caigo de hinojos, hallando desplegado ante mis ojos en cuanto abarca absorta la mirada, ¡Un nuevo mundo que á mis plantas brilla, y estático contemplo! ¡Un nuevo mundo que en el mar se baña! Y allí, con majestad que maravilla, de dominio en señal, allí tremola sobre el picacho azul de la montaña, soberbia, prepotente, altiva... y sola, ¡la bandera triunfante de Castilla! ¡Que viva Vasco Nuñez!

Todos.

VASCO Y TODOS.

¡Viva España!

(Se agrupan todos al rededor de Vasco Nuñez oyéndole con el mayor interés.)

VASCO.

\*Alegres descendimos

\*hacia aquella región, cuyas florestas

\*de abundante y valiosa especería,

\*surcan riachuelos mil que el oro arrastran,

\*sobre el cercano mar, que perlas cría!

\*¿Quién mide la riqueza

\*del que vemos confuso continente

\*perderse entre la bruma

\*al norte por igual que al mediodía?

\*Y el virgen Occéano

\*que sin límites toca el Occidente,

\*¿á dónde llevará sobre sus ondas

\*de mi patria el imperio soberano?

\*;Oh mar, que ciego adoro!

\*Si tan árdua conquista te enamora,

\*manso conduce siempre à tus confines

(Arrebata á un alférez la bandera y dice desplegándola.):

\*¡la enseña triunfadora,

\*unica que hasta aquí llegara ufana,

\*única que en el orbe resplandece

\*y en sus pliegues alberga la victoria;

\*la que tu lauro hermana

\*en riqueza y poder, valor y gloria!

(Los capitanes y soldados, prorrumpen en bravos y vítores, y Vasco Nuñez se vuelve hacia ellos y les saluda con la espada, contestándole todos con un golpe en el suelo de arcabuz ó de alabarda; en seguida rompiendo filas se mezclan unos con otros, abrazándose y hablando con calor. Esta escena debe parecer lo más natural posible. Vasco Nuñez abraza á Arbolancha y Argüello á Pizarro.)

Arbot. Os doy mi parabien.

Argüel. Brava jornada,

Pizar. Precursora la juzgo de otras ciento.

CIENF. (A Vasco.) ¿Qué ordenáis del botin?
VASCO. Oue lo conduzcan

del fuerte al interior, y allí el reparto después haremos, separando el quinto para la real corona.

CIENF. Irá al momento, (Saluda y vase.)

(Vasco Nuñez y Arbolancha se retiran á la izquierda y Pizarro y Argüello sobre la derecha; los soldados y el pueblo abren paso por en medio á los indios ó indias que pasan cargados de oro unos, otros con mantas de colores, hamacas, etc., y escoltados por algunos soldados. Todos entrarán en la casa fuerte pasando por delante de Vasco Nuñez.)

Arbol. ¡Vértigos causa mirar requida tanta riqueza!

Argüel. (A Pizarro.) Famosa cosecha ha sido.

Pizar. Ya probaréis la cosecha, dulce y picante...

Argüel.

:Eh! (Con extrañeza.)

PIZAR. Las indias

digo

Argüel. Yo digo las perlas!

Vasco. ¿Qué nuevas tenéis de España?

Arbol. No las tuve en vuestra ausencia.

Vasco. ¿Y de don Diego?

(Alude á Diego Colón, gobernador de la Española.)

Arbol. Tampoco.

Pero debo daros cuenta de dos reos que convictos de homicidio, sólo esperan

vuestro fallo.

Vasco. Bien, que al punto

los traigan á mi presencia.

(Arbolancha trasmite la indicación á Argüello y éste entra en la casa, saliendo á poco seguido de dos soldados con grilletes en las manos.)

¿Ya terminaron sus causas?

Arbol. Si.

Vasco. ¿Qué arrojan?

Arbol. Sombras negras.

(Los dos reos son conducidos delante de Vasco Nuñez. El primero aparece en actitud medrosa. Grijalba altanero y digno.)

Arbol. (Señalando al primero.) Este, que Murcio se llama,

á una mujer sin defensa,
por quitarle de su brazo
una argolla de oro estrecha,
cortóle con saña horrible
la mano por la muñeca,
y desangrada murió.

Murcio. ¡Piedad!

Pizar. [Infame!

Vasco. ;Oue muera!

Cúmplase la justa ley.

No hay piedad para una hiena.

(Los soldados se llevan á Murcio casi á empellones.)

ARBOL. (Por Grijalba.) Este es Grijalba, soldado

que dejó sin vida en tierra á un hombre que os defendía de sus calumnias arteras.

Vasco. ¿Cómo así?

Arbol. Porque de Enciso

fué Grijalba mano diestra, y os llama el usurpador y os insulta con voz recia.

Vasco. ¿Es esto verdad?

GRIJ. Lo es.

ARBOL. ¡Vive Dios!

Vasco. (¡Brava respuesta!)

¿Fuísteis soldado de Enciso?

GRIJ. A él solo juré obediencia.

V₄sco. ¿Por qué matásteis á un hombre?

GRIJ. Cruzóme el rostro, y la afrenta

vengué.

VASCO. ¿Cara á cara? (Preguntando á Arbolancha.)

ARBOL. (A Vasco.)

Vasco. Bendiga su buena estrella

mi enemigo el buen Grijalba.

GRIJ. ¿Por qué, señor?

Vasco. Porque es fuerza

que ganéis cincuenta doblas combatiendo en estas tierras para los hijos del muerto.

GRIJ. Es muy justa la sentencia.

ARBOL. ¿Y después?

VASCO. (A Arbolancha.) Después, de Enciso

podrá seguir tras la huella.

GRIJ. Y perdonáis mis agravios! (Con profundo asombro.)

Vasco. ¡Presumes'que me divierta hacer rodar por el polvo

tu ensangrentada cabeza!

GRIJ. Gracias, señor!

Vasco. Quedas libre.

GRIJ. ¡Vuestro soy! (Inclinándose con emoción.)

Vasco. Paga tu deuda.

(Grijalba se mezcla con los otros soldados que dan muestras de aprobación á lo dicho por Vasco; éste se dirige á la india Cáreta y le hace señas para que se aproxime.—

Entre tanto Pizarro le dice á Argüello:)

Pizar. En ganar los corazones

no ha nacido quien le venza.

Argüel. Bien merece nuestro afecto.

(Vasco Nuñez va despojándose de sus armas ayudado por

la india.)

Vasco. Ayuda y ven, hermosa Cáreta,

sen y ayııda

a quitarme el coselete
 y estas armas, que me pesan
 para manejar la azada,
 de la paz rica presea.

ORDUÑO. (Desde el monte.)

¡Alerta!

Vasco. ¿Qué dirá?

ORDUÑO. Doblan el cabo

dos bajeles que en viento se aproximan.

Arbol. ¡Serán de la Española!

(Pizarro corre hacia el monte y contesta á Vasco en vez

del centinela, cuando llegue á lo alto.)

Vasco. ¿Y de Diego Colón el Almirante

bandera blanca arbola con cruz verde?

Pizar. La enseña que tremola,

es del rey de Aragón y de Castilla.

Arbol. ¡El refuerzo que llega; bien nos cuadra!

(Vasco Nuñez y capitanes se dirigen hacia el monte con

ánimo de subir.—Pizarro les contiene con una señal.)

PIZAR. No subáis, que se acercan á la orilla;

pero dos naves no, sino una escuadra.

(Vasco Nuñez demuestra grande agitación y sobresalto.-

Los demás mucho interés.)

Vasco. ¿Cuántas naves? Contad.

Pizar. Pasan de siete,

y muchas más asoman tras el cabo.

ARBOL. ¡Miradlas desde aquí! (Mirando por la izquierda.)

Argüel. ¡Vedlas!

(Los soldados también miran hacia la izquierda y ha-

blan y gesticulan, mostrando ansiedad.)

VASCO. (Idem con desaliento.) (¡Dios mío!)

Arbol. Una dió fondo ya cerca del río.

PIZAR. Un esquise tripulan brevemente,

y en él se embarca un hombre

que sin duda ha de ser un mensajero.

Vasco. Arbolancha, bajad hasta la playa;

la bienvenida dadles en mi nombre,

y decidles que amigo los espero

y alegre los saludo con mi gente.

(Arbolancha váse por la izquierda seguido de algunos soldados como escolta.—Pizarro desciende del monte y

se acerca á Vasco Nuñez.)

## ESCENA III.

#### DICHOS menos ARBOLANCHA.

PIZAR. ¡Poderosa es la armada! (Con ira y despecho.)

CIENF. Demasiado tal vez! (Idem.)

Argüel. ;Algo de triste

me anuncia su llegada!

Vasco. (¿Por qué mi vuelo abates, patria mia,

y arrancas de mi mano la corona de gloria que tejía

con arrojo y esfuerzo sobre humano

para la frente pura de María?) (Queda abatido.)

ARGÜEL. (A Pizarro.)

¡Vasco Nuñez también sospecha y teme!

Pizar. ¡Ira de Dios!

VASCO. (A Pizarro.) ¿Qué dices?

P<sub>1ZAR</sub>. (A Vasco con marcada intención.) Que mi espada para herir, vuestras órdenes espera!

Vasco. Gracias, Pizarro.

CIENF. (Idem.) ;Que la vida os debo

no olvideis!

ARGÜEL. (Idem con arranque.) ¡No olvidéis mi fé jurada!

VASCO. ¡Yo no olvido á mi vez que esa bandera (Refirióndose á la que arbola la escuadra.)
es del rey mi señor, y cual vosotros mi jurada lealtad hoy le renuevo!

(Con nobleza y severidad.)

(Los tres capitanes se inclinan en silencio y forman grupo aparte.—Vasco Nuñez se muestra ensimismado.—El pueblo bullicioso habla en corrillos y parte de 61 habra

ido hacia la playa.)

Argüel. ¡Quiera Dios que le paguen dignamente! Pizar. ¡Quiera Dios que esas naves numerosas

> no traigan á su bordo la ruina de Darïen!

Argüel. ¿Y quién lo extraña?

PIZAR. Fácil fuera evitar el desembarco.

CIENF. Las playas son extensas y arenosas...

Argüel. Guarnecida de gente la montaña...

(Pizarro se vuelve bruscamente á Vasco Nuñez y le dice con energía.)

Pizar. ¡Vasco Nuñez!

VASCO. (Estremeciéndose.) (¡Aún más!)

Pizar. ¿No comprendéis

que vuestra excelsa gloria hora se trunca?

VASCO. Sí. (Con firmeza.)

Pizar. ¡Hablad una palabra!

Vasco. ¡Pizarro!...

Pizar. ¡Por favor, decidla!

Vasco. (Con imponente dignidad.) ¡Nunca!

(Los capitanes inclinan la cabeza sobre el pecho. Entran por la izquierda Arbolancha y soldados que escoltan á Juan de Ayora. Este se presentará brillantemente vestido y armado.)

### ESCENA IV.

## DICHOS, ARBOLANCHA, JUAN DE AYORA.

Robled. Ya llega el mensajero.

ARBOL. (Desde dentro.) Abridnos paso.

(Pizarro, Argüello y Cienfuegos se colocan á espaldas de Vasco Nuñez que ocupa la derecha.—Arbolancha y la escolta forman á la izquierda.—El pueblo se agrupa en el fondo.—Juan de Ayora se adelanta hacia Vasco con sombrero ó gorra en mano.—Este le imita, y ambos se saludan.)

Ayora. Saludo á Vuesarced.

VASCO. Sed bien venido. (Se cubren.)

Avora. Me llamo Juan de Ayora,

y soy lugar teniente

del jefe de esa armada, quien me envia

á vos, para que afirme

que por su alteza real nombrado ha sido

Capitán General de Tierra-firme.

(El pueblo levanta un murmullo de protesta que Vasco

apacigua con un gesto.)

Ayora. Os ruego me digáis

si cual vasallo fiel acataréis

la regia voluntad.

Vasco. Decid primero

á quién debo ceder mi extenso mando.

Ayora. Al noble caballero

Don Pedro de Arias Dávila...

VASCO. (Con profundo estupor.)

por.) ¡Qué escucho!

Arorà. Sí.

Vasco. ¡Pedrarias habéis dicho?

Ayora. ¿Le conocéis quizás?

:Pedrarias!

Vasco. ¡Acaso mucho!

(Con voz ahogada.)

Avora. Muy grande amigo es del rey Fernando.

(Vasco Nuñez procura contener la profunda emoción que siente, y replica con dignidad y agrado.)

Vasco. Tornad á la galera,

y ofrecedle mi humilde acatamiento

á su alta señoría.

Ayona. Honrado quedaré; parto al momento.

Vasco. Le aguardamos aquí.

(Ayora saluda y váse seguido de la escolta.)

PIZAR. (Sin poderse reprimir.) ¡Voto á mi nombre!

ARGÜEL. [Mil rayos!

Vasco. ¡Es el padre de Maria! (A Arbolancha.)

(Pizarro, Argüello, Cienfuegos y Botello hablan aparte con calor.

—El pueblo se divide en grupos y aparenta ocuparse del suceso.—Algunos soldados subeu al monte y miran hacia la izquierda, otros pasean, van y vienen, entran y salen dando animación al cuadro.)

### ESCENA V.

#### DICHOS menos AYORA.

ARBOL. ¡Fatalidad!

Vasco. ¿Cuál su intento

puede ser?

Arbol. ¡Fiora venganza

al nuevo mundo lo lanza

de vos en perseguimiento!

Vasco. ¡Qué locura!

Arbol. No os asombre.

Vasco. Alejarme fué su afán.

ARBOL. Mas hoy recelos le dan

vuestros triunfos y renombre. Quizás teme con razón que cuando á España volváis, al rey Fernando pidáis por único galardón de un imperio conquistado, una mujer que os adora...

VASCO. ¡Y así será!

Arbol. Ved ahora

por qué viene.

Vasco. ¡Heis acertado!

Arbol. Y pues fuera á su altivez

humillación colosal trataros de igual á igual, es que viene como juez.

Vasco. ¿Qué decis?

Arbol. Ello es preciso,

y recordaros me pesa la muerte de Nicüesa y la partida de Enciso.

Vasco. ¿Por qué os duele hacer memoria?

Arbol. Porque aunque sois inocente,

Pedrarias creerá prudente comenzar la indagatoria por vos, que el mando supremo obtuvísteis en seguida.

obtuvisteis en seguida.

Vasco. ¡No osará!

Arbol. ¡Si!

Vasco. ¡Por mi vida!

Arbol. Prevenios!

Vasco. Nada temo.

Arbol. Dios os salve del abismo

que dispone artera maña.

Vasco. Vais á salir para España,

capitán.

Arbol. ¿Cuándo?

VASCO. Ahora mismo.

ARBOL. Bien!

Vasco. Tomad estos papeles

(Entregándole unas cartas que saca del jubón.)

donde, en varias ocasiones, de las ganadas regiones escribi relatos fieles. Llevad de perlas y oro gran cantidad...

Arbol. Buen testigo!

VASCO. De que es cierto cuanto digo (Señalando las cartas.) déles razón un tesoro.

Arbol. ¿Y en la corte esta riqueza dará fin á su viaje?

Vasco. ¡La ofrecéis en homenaje, con mis cartas, á Su Alteza!

ARBOL. Bravo, por Dios!

Vasco. Redacted

la orden, y elegid galera.

Arbol. Prefiero la más velera. Vasco. Que no tardéis. (Abrazándolo.)

Arbol. Descuidad. (Idem.)

(Arbolancha llama á algunos soldados y entra con ellos en la casa-fuerte.—El pueblo mira hacia la izquierda y señala la llegada de gente por ese lado.)

Pizar. ¡Ya desembarcan!

CIENF. Y son

arroga**n**tes, á fé mía!

Argüel. ¡Cuál brilla la sedería, y el brocado y el galón!

CIENF. ¡Qué bruñidas armaduras!

Argüel. ¡Cuánto oropel!

CIENF. Poinpa vana!

Pizar. Vestimenta soberana para charcos y espesuras.

ARGÜEL. ¿Y el general?

Pizar. ¡Debe ser

el que lleva de la mano

á una mujer!

Argüel. ¿Ese anciano?

¡Qué fortuna!

(Vasco Nuñez corre hacia la izquierda y mira con afán )

Vasco. ¡Una mujer! Sí, con Pedrarias la veo, ¡doña Isabel! ¡Ella misma! ¡En qué tinieblas se abisma mi razón! Mas no, no creo que sola esté, ¿la acompaña (Mira con ansiedad.) María? ¡Y en vano miro!... ¡Si hora de afán no deliro, será mi mayor hazaña!

(Vasco Nuñez hace un esfuerzo supremo para reprimirse, y continúa con voz entera y tranquila.)

El nuevo gobernador llega, formad en revista.

PIZAR. ¡El fin de toda conquista se anuncia; bate, tambor!

(El tambor toca llamada y todos acuden á formar á la derecha.—
Los capitanes quedarán en primera fila.—Vasco Nuñez en medio
del escenario.—Por la izquierda saldrán en primer término, Pedrarias conduciendo á doña Isabel de la mano, y al otro lado el Obispo.—Le acompañan Alonso de la Puente, Gaspar de Espinosa y
Juan de Ayora, y en segundo término muchos caballeros, capitanes
y soldados brillantemente vestidos.—Los soldados de Pedrarias,
ocuparán en varias filas toda la izquierda del escenario, debiendo
ser todo lo más numerosos posible.)

### ESCENA VI.

DICHOS y PEDRARIAS, DOÑA ISABEL, ALONSO DE LA PUENTE, JUAN DE AYORA, GASPAR ESPINOSA, OBIS-PO QUEVEDO, capitanes, soldados, etc.

(Al entrar en escena Pedrarias se descubre y los Capitanes le imitan.—Vasco Nuñez saluda profundamente y acude á besar la mano á Doña Isabel.—Después se cubren todos.)

PEDRAR. Guárdeos Dios.

Vasco. Gr

Gracias le doy

por vuestra feliz llegada.

Permitid...

(Besa la mano á doña Isabel.)

PEDRAR.

(Pasmado estoy

de su humildad.)

VASCO.

Desde hoy,

don Pedro, juzgo colmada

la venturosa existencia de esta colonia naciente, que saluda la presencia de la virtud y la cienciabajo su techo.

PEDRAR.

Hondamente vuestra bondad nos obliga.

(Forzoso es fingir.)

Espero

me anunciéis...

PEDRAR.

VASCO.

Leed primero.

(Entregándole un pliego enrollado, que Vasco rehusa

Vasco. La fé ciega no investiga.

Ordenad.

PEDRAR.

Mas...

Vasco. Lo prefiero.

Pedrar. Como gustéis.

ISABEL.

(¡Cuán honrado!)

Pedrar. Vengo por el Rey nombrado Gobernador del Darïen y su comarca.

VASCO.

Muy bien.
Seréis al punto aclamado.
Pero á la verdad me extraña
que admitiérais tal pobreza
para vos.

PEDRAR.

¡Culpad á España y á quien infame la engaña mintiendo lauro y riqueza! (¿Quó plan su mente fraguó?) Cierto; es pobre y baladí... (Mirando á su alrededor.)

Vasco. Lo que el Rey os diera... sí; mas lo que os voy á dar yo digno es de vos y de mí.

PEDRAR. (¡Qué sourojo!)

Vasco.

¡Yo también, creyendo humilde mi mando, partí desde Darïen, y esos montes que ahí se ven pude cruzar guerreando hasta hallar la opuesta falda; y hoy oculto con misterio à Castilla una guirnalda, una corona, un imperio, de Darïen à la espalda!

FEDRAR. ¡Qué decis!

ISABEL. (¡Gran corazón!)

Vasco. El rey de cada comarca

oro manda en donación, pues todos vasallos son del castellano monarca.

A yora. |Oro!

Espin. ¿Es cierto?

PEDRAR. (¡Fiera saña

me ciega!)

Vasco. Mas, ¿qué os extraña,

si inagotable tesoro siembra de perlas y oro las rocas y la montaña!

A vora. ¡Qué conquista!

Espin. ¡Qué portento!

Obispo. ¡Merecéis eterna loa! Puente. Os felicito... (y presiento

tu fin cercano.) (Con reconcentrada ira.)

VASCO. (Con extrañeza y asombro fijándose en su voz.)

(¡Ese acento!)

ISABEL. ¡Grande os hicísteis, Balboa!

PEDRAR. ¿Qué limita el rico estado? (Con ironía.)

Vasco. ¡El mar del Sur dilatado,

el mar de ignotos umbrales,

el camino desëado

de las Indias Orientales!

(Los soldados de Pedrarias dejan oir un murmullo de

entusiasmo y hablan entre sí.)

PEDRAR. (¡Sostengo terrible lid!)

Vasco. Ahora, señor, que el trasunto

de todo os hice, advertid

;Al punto!

cuándo lo queréis.

Pedrar.

PUENTE. (¡Ya respiro!)

VASCO.

¡Oid! ¡oid

(Volviéndose á los suyos y elevando la voz.)

los que presentes estén! Don Pedro de Arias, es ya Gobernador del Darién, del mar del Sur, y también de Coíba y Panamá.

Y en muestra de acatamiento, de ser fiel en todo evento, de obediencia á justa ley, le prestaréis juramento. ¡Que viva el rey!

IQUE 1110

Topos.

¡Viva el rey!

(Todos se descubren para dar el grito.)

PUENTE. (Ya ruge la tempestad.)

Vasco. ¡Capitanes, avanzad!

(Pizarro, Argüello, Cienfuegos, Botello y tres oficiales más de Vasco Nañez se acercan a éste.)

Por el Creador que adoramos,

¿le juráis fidelidad y obediencia?

LOS CAP.

¡Sí, juramos!

(Contestan á una voz inclinándose y con la mano derecha puesta sobre la espada.)

Vasco. Siendo así, que os premie Dios;

pero si no, os lo demande!

ARGÜEL. ([Mal haya!)

PIZARRO. (¡Voto á bríos!) (Volviendo á su lugar.)

CIENF. (¡Triste duelo!) (Idem.)

ARGÜEL.

(Un alma grande

perdimos.)

VASCO. ¡Cumpli con vos! (Saludándole.)

PUENTE. (A Pedrarias.) (El momento es oportuno.)

Pedrar. ¿Y creéis que en vuestra gente

haya alguno inobediente

á mis órdenes?

VASCO.

Ninguno.

PEDRAR. ¿Todos?...

VASCO. Bajarán la frente.

PEDRAR. Mucho ofrecéis.

VASCO. No me engaño.

PEDRAR. ¿Puedo probar su heroismo?...

VASCO. Descendieran á un abismo

siempre fieles.

PEDRAR. Fuera extraño...

VASCO. Probadlo, pues.

PEDRAR. Ahora mismo.

> Para formaros proceso, por mandato de su alteza, ¡Vasco Nuñez, daos preso!

(Al oir esta orden, el bando de Vasco Nuñez lanza un grito de indignación y aprestan sus armas en ademán de atacar avanzando un paso.-Los de Pedrarias también se disponen á la defensa.)

Nunca! (Desenvainando la espada.) PIZAR.

¡Traición! (Idem.) CIENF.

¡Qué vileza! (Idem.)

ORDUÑO.

ARGÜEL. ¡Atrás!

ISABEL. (¿Perdisteis el seso?)

(Abrazándose á Pedrarias.-El Obispo se interpone eu-

tre los dos bandos procurando apacignarlos.'

Obispo. ¡En nombre de Dios clemente

evitad horrible estrago!

PEDRAR. (No me engañé.)

PUENTE. (¡Golpe en vago!)

VASCO. (A los suyos.) [Envainad!

PEDRAR. Donosamente

> corresponde vuestra gente á la prueba que les hago. De su lealtad hacia mi hicísteis tan ciego alarde, que en justo cambio creí deber mostraros así

vuestro engaño no muy tarde.

Si como fingida fué vuestra prisión...

VASCO. ¿Fué fingida? (Con desconfanza.)

PEDRAR. ¡Sí; mas, de ser verdadera, negadme que en lid reñida no hubieran dado su vida (Señalando los soldados de Vasco.) combatiendo mi bandera! Por suerte, perdón y olvido debo otorgar, que os abona para ser tan defendido lo que habéis enriquecido de Castilla la corona. ¡No con injusta prisión (Con voz alta y firme.) os amenaza mi ley, antes bien, plácemes son lo que os traigo en galardón por vuestros hechos, del revi (Estrecha á Vasco ambas manos.) ¡Así mi ventura toco! VASCO.

El Obispo y capitanes de Pedrarias se acercan á los de-Vasco y fraternizan con ellos.—Hasta el final del actoformarán grupo aparte, en primer término, Pedrarias. Vasco, Doña Isabel y Puente.-Los demás no se aperciben de lo que estos hablan.)

Obispo. :Somos hermanos!

Argüel. (Yo dudo.)

ISABEL. (¡Le engaña!) (Con tristeza y dolor.)

PEDRAR. (Mancebo loco!)

Vasco. Señora, no logré poco

con vuestro amor por escudo.

ISABEL. ¡Ojalá!

Es evidente, (Con refinada ironía.) PEDRAR.

> y así dejad que os presente por vuestro amigo mejor al tesorero mayor Don Alonso de la Puente.

Gracias (no se qué colija).

PUENTE. Me complace y regocija... · (Acercándose y saludando.)

Esa voz, ese talante!...

(Con agitación y asombro, creyendo reconocerlo.)

PEDRAR. Pronto será. Dios mediante,

el esposo de mi hija!

Vasco. ¡El, decis? la prueba adquiero;

no, no me engaño!...

PUENTE. (¡Oh furor!)

Vasco. ¡Preguntad al tesorero si ha recogido el acero

con que atentó á vuestro honor!

PEDRAR. ¡Qué escucho!

PUENTE. ¡Calumnia audaz!

ISABEL. ¡Jesús!

Vasco. Preguntadle donde

desde aquella noche esconde

la escala y el antifaz!

(Puente queda anonadado, Pedrarias atónito y Doña Isabel muy conmovida. Toma de la mano á Vasco Nuñez y se dirige á la casa como huyendo de Puente.)

ISABEL. Ah!

PEDRAR. |Cielos!

PUENTE. (¡Estoy perdido!)

Vasco. Señores...

(Reprimiendo su indignación é instando al Obispo, caballeros y capitanes para que le sigan á la casa.—Estos atienden su indicación.)

PEDRAR. (¡Terrible ha sido

mi sonrojo!)

ISABEL. ¡Ese malvado!

(Mirando á Puente con desprecio y entra en la casa con

Vasco Nuñez.)

PUENTE. ¡Segunda vez me ha vencido!

(Aparte. Con reconcentrado furor.)

PEDRAR. ¡Segunda vez me ha humillado! (Idem.)

FIN DEL ACTO PRIMERO.

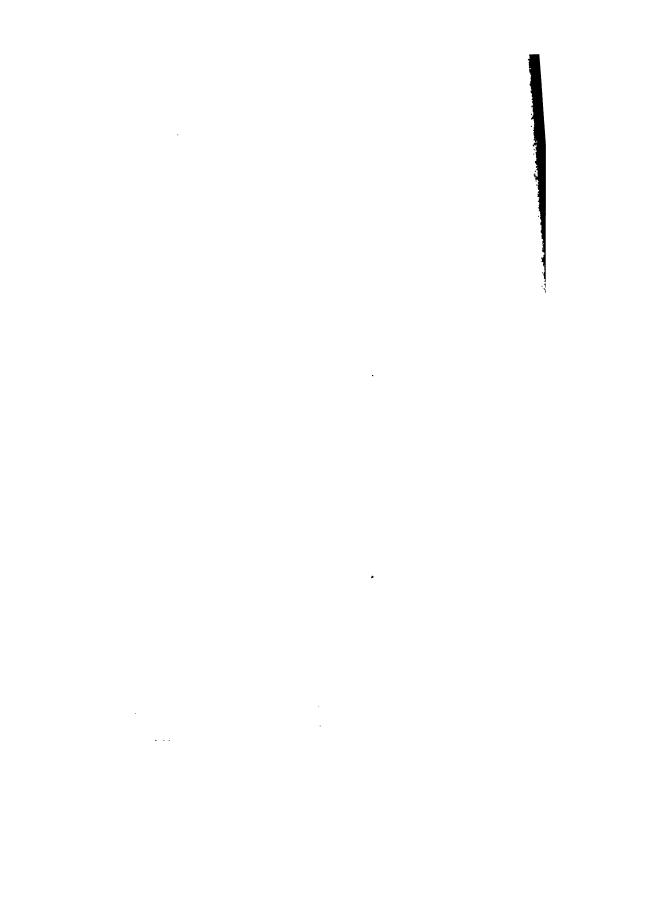

# ACTO SEGUNDO.

Gran salón amueblado sin unidad de época; falto de alfombras y colgaduras.—Dos puertas á cada lado, y en el fondo un balcón corrido de balaustrada, con intercolumnios ojivales. Las paredes cubiertas con trofeos y panoplias.—A la derecha del espectador las habitaciones de Pedrarias.—Las puertas de la izquierda son las de entrada pública.—A la derecha una mesa con tapiz de terciopelo rojo y galonado y un gran sillón.

### ESCENA I.

# PEDRARIAS, DOÑA ISABEL.

ISABEL. En vano mi amor te implora,

que ciego estás.

PEDRAR. No estoy ciego;

mas desoigo vuestro ruego porque me ofende, señora.

ISABEL. ¡Pedrarias! (Con dulzura.)

PEDRAR. Me ofende, si,

que supongas soy tan necio.

ISABEL. Pero Alonso...

Pedrar. Lo desprecio.

ISABEL. ¿Y tu perdón?...

PEDRAR. Lo fingí.

ISABEL. Ah!

PEDRAR. ¿Crees que á mi experiencia

engañó su juramento, ó que logró con un cuento demostrarme su inocencia? De Vasco al ultraje audaz él quedó mudo, aturdido, medroso, como el bandido que se ve sin antifaz; aunque lo negó después, aunque osado al reto acuda, ¡fué el villano! ¿quién lo duda?

ISABEL. ¿Y es posible, si esto crees, que en complacerle te afanes como deudo y como amigo?

PEDRAR. Mientras le llega el castigo, así conviene á mis planes.

Isabet. ¿Tus planes? ;ah! con dolor los presumo...

PEDRAR.

¡Basta!

ISABEL.

Pero,

(Con dulzura y suplicante.)
mira que es mal consejero
el extremado rencor.
Vasco Nuñez...

PEDRAR.

¡Sella el labio!

ISABEL. Siempre tus iras provoca...

PEDRAR. Porque ese nombre en tu boca...

ISABEL. ¡Es gratitud!

PEDRAR.

¡Es agravio! (Ligera pausa.)

Esta tarde va á partir el obispo, ¿lo sabéis?

ISABEL. A España, sí.

PEDRAR.

¿Y no tenéis

una carta que escribir?

ISABEL. Voy, señor. (Con voz humilde.)

PEDRAR.

Díle á María (Con agrado.)

que á tu prima la marquesa de Moya, le ofrezca esa espléndida perlería, como muestra siempre escasa de lo que aquí agradecemos el favor que le debemos por hospedarla en su casa.

(Doña Isabel recoje de encima de la mesa una cesta ó cajita y váse mirándola tristemente.)

## ESCENA II.

### PEDRARIAS.

Calla y sufre, pecho altivo, y agravios mil atesora, pues ya se acerca la hora de trocar el verde olivo por la espada vengadora. \*Se acerca, si, y aún recelo \*que Vasco gane á su juez: \*¡nunca! no ¡qué insensatez! \*pero acaso, prive el cielo! \*no le ha ganado otra vez? \*Al formarle según ley, \*el juicio de residencia, \*¿no pidió como sentencia \*que á Vasco premiara el rey \*por su valor y prudencia? \*¿Y ahora, luchará indeciso? \*¡Imposible! al expediente \*agravan sobradamente \*el atropello de Enciso ! \*y el testimonio de Puente. Fué por su gente elevado Vasco, audaz aventurero, al poder, y está acusado de haber preso y desterrado á Enciso su jefe... infiero...

(Juan Ayora aparece por la segunda puerta de la izquierda acompañando á Gaspar de Espinosa.)

# ESCENA III.

# PEDRARIAS, AYORA, ESPINOSA.

AYORA. (A Espinosa.) Helo alli.

PEDRAR. (¡Usurpador!...)

ESPIN. Gracias. (A Ayora.)

PEDRAR. (Sí, ya no es dudosa...)

¿Quién? (Volviéndose.)

Ayona. Don Gaspar de Espinosa.

PEDRAR. ¡Pase el Alcalde mayor!

llá tiempo...

Espin. La mano os beso.

Pedrar. Vuestra visita esperaba.

Espin. Contra mi gusto tardaba.

Pedrar. ¿Terminásteis el proceso?

Espin. Y os lo traigo.

(Entre a un legajo que Pedrarias toma con afán y colo-

ca sobre la mesa sentándose á leerlo.)

Pedran. Perdonad. (Lo hojes y lee.)

Avora. (A E pinosa.) ¡Es grave?

Espin. (A Ayora.) Toca en oscuro.

Pero ved...

(Huciéndole observar el apresuramiento de Pedrarias.)

PEDRAR. (A Espinosa.) Sí, yo le auguro

espantosa oscuridad.

ESPIN. (A Ayora.) Odio le tiene profundo.

AYORA. Justificado por suerte.

Espin. Y que no caben se advierte,

los dos en el nuevo mundo.

PEDRAR. (Aquí la firma de Enciso...

(Hojeando con rapidez y afanoso.)

y del bachiller Corral;

también Rua... y al final

de Puente el secreto aviso...)

Ayona. Verdad es. (Observando á Pedrarias.)

Espin. (Prolijo examen.)

PEDRAR. ¡Cómo es esto! (Con sobresalto y enojo.)

Espin. ¿Qué os extraña?

PEDRAR. «Preso Nuñez, para España (Leyendo.)

partir debe.»

Espin. Es mi dictamen.

PEDRAR. No lo apruebo, don Gaspar.

Espin. ¿Juzgáis la pena süave?

PEDRAR. La juzgo sobrado grave,

y no la debo aprobar.

ESPIN. (¡Qué oigo!)

Avora. (¡Hola!)

ESPIN. Siendo así,

no prendedle...

PEDRAR. No, no es eso,

quiero á Vasco Nuñez preso,

pero muy cerca de mí.

ESPIN. Acaso fuera imprudente

conservarlo á nuestro lado.

PEDRAR. ¿Qué decis, señor letrado?...

Espin. Que es mucha y brava su gente.

PEDRAR. Pues si os consta que ese hombre

con impfudencia notoria consigue hacer irrisoria

mi autoridad y mi nombre, por qué no reza el escrito (Golpeando el proceso.)

que contra el rey se subleva?

ESPIN. Porque nos falta la prueba,

señor, de tan gran delito.

PEDRAR. ¿Pruebas? las tendréis ahora.

¿Por orden mía formados están los viejos soldados dol Darian. Juan do Avera

del Darïen, Juan de Ayora?

Ayora. Que ocupan la plaza ved ya dispuestos á partir.

ESPIN. Los he encontrado al venir.

PEDRAR. Bueno: hacedme la merced (A Ayora.)

de darles orden verbal para que salgan.

AYORA.

(Barrunto

su intención.) ¿Y cuándo?

PEDRAR.

Al punto,

camino del mar Austral. (Váse por la segunda izquierda.)

# ESCENA IV.

### PEDRARIAS, ESPINOSA.

ESPIN. No comprendo...

PEDRAR.

Es bien sencillo,

y prueba tendréis palpable de que es este el miserable

(Señalando el nombre de Vasco en el legajo.)

que ellos quieren por caudillo.

Espin. ¡Crimen y locura fuera!

pero ¿cómo?...

Pedrar. Salir mando sin Vasco Nuñez su bando.

Espin. ¿Y Vasco?

Pedrar ¡Alzará bandera!

Espin. ¿Capaz de tal atropello

lo juzgáis?

Pedrar. No juzgo en balde:

testigo será el Alcalde

mayor...

# ESCENA V.

# PEDRARIAS, ESPINOSA, AYORA, ARGÜELLO, CIENFUE-GOS 5 BOTELLO.

(Entra Ayora y luego Argüello, Cienfuegos y Botello, vestidos de campaña.)

Ayora. Hernando de Argüello, con algunos capitanes,

pide audiencia.

PEDRAR. Se la doy. (A Ayora.)

Atended. (A Espinosa.)

Espin. Atento estoy.

PEDRAR. (Ahora realizo mis planes.)

Argüel. Dios guarde á su señoría.

PEDRAR. Ya os escucho.

ARGÜEL. Nuestra gente,

en súplica reverente aquí, señor, nos envía.

PEDRAR. Y ¿qué dicen?

Argüel. Que el sendero

fácil es por la montaña si Nuñez nos acompaña.

PEDRAR. ¿De jefe?

Argüel. De aventurero.

PEDRAR. ¿Y si no pudiera ser?

Argüel. Entonces, recelan todos que vencidos de mil modos nos harán retroceder.

PEDRAR. Juzgando vano el paseo, ¿por qué emprenderlo, es verdad? ¿Debiera mi autoridad revocarlo?

Argüel. Así lo creo.

PEDRAR. Mas por suerte desgraciada à Nuñez yo necesito; y aunque me pesa infinito, haréis sin él la jornada. Partid, y nada os detenga.

CIENF. Mas ved...

PEDRAR. Inutil porfia.

Argüel. No advierte su señoría...

PEDRAR. Capitán, basta de arenga.

Argüel. Basta; pero el cielo sabe que si Balboa se queda, posible es que nos suceda desgracia ó tropiezo grave.

PEDRAR. ¡Vosotros, temores vanos?...

CIENF. Lo decimos sin sonrojo.

PEDRAR. ¿Así desmiente su arrojo el tercio de veteranos?

Argüel. Bien forman bellos matices audacia y prudencia unidas, en frentes encanecidas y ornadas de cicatrices.

Mas suene el grito guerrero y darán en su derrota de sangre la última gota, de muerte el golpe postrero.

PEDRAR. Hombres así siempre son invencibles; ¡salgan, pues!

ARGÜEL. Aún espera...

PEDRAR. ¡Inútil es!

ARGÜEL. Vuestra final decisión. (Saluda y váse.)

# ESCENA VI.

# PEDRABIAS, AYORA, ESPINOSA.

PEDRAR. ¿Son rebeldes?

Espin. Con certeza.

PEDRAR. ¿Basta esa prueba?

Espin. De fijo.

PEDRAR. ¿Y qué colegís?

Espin. Colijo

que han jugado la cabeza.

PEDRAR. Si, la han jugado ¡pardiez! y la han perdido Botello

y Bernardino y Argüello;

pero... ¿y Nuñez, señor juez? Espix. Se hará información activa;

y si resulta probada...

Pedrar. ¡Rayos! yo haré con la espada

mi justicia ejecutiva.

;Ayora?

Ayona. Mandad.

PEDRAR. Os mando

que dispongáis diligente toda nuestra brava gente para atacar á ese bando

traidor.

Ayona. En ira reboso,

y os obedezco al momento. (Disponiéndose á salir.)

PEDRAR. Ved que con el triunfo cuento.

AYORA. ¡Ah! pero el triunfo... es dudoso.

(Volviéndose sombrío.)

PEDRAR. ¡Dudoso!... triste verdad

que reconozco y me humilla.

lY así del rey de Castilla

retrato la majestad?

Impotente en mis enojos,

manco y mudo á todo agravio,

lucho y temo, rujo y rabio

con verguenza hasta en los ojos!

Mas ¿qué dije?

ESPIN.

Sólo escucha

vuestra queja, amor sincero.

PEDRAR. Venid, consultaros quiero

cómo acabar esta lucha.

(Váse Pedrarias por la segunda puerta de la derecha, y le siguen Ayora y Espinosa.)

## ESCENA VII.

## VASCO NUÑEZ, OBISPO, QUEVEDO.

(Por la primera puerta de la izquierda.)

Obispo. Insisto en que me dejéis preparar bien el terreno, y yo respondo de todo.

Vasco. Milagro fuera...

OBISPO.

Concedo

que ofrece dificultades para lograr un acuerdo ese paso temerario del capitán...

VASCO.

Pobre Argüello!

No sospecha que su arrojo es causa de tal extremo.

Obispo. Más bien culpad á esos hombres que de odio y envidia ciegos contra vos ahora proceden.
Yo los juzguó de ligero antes, y de España vine tal vez porque quiso el cielo que en favor de vuestra causa luchara con ardimiento.

Vasco. Ved que nada os he pedido...

Obispo. Es que pecáis de soberbio;
mas no importa. Sin consulta
me puse del lado vuestro,
porque mostráis entre todos

más valor y más talento.

VASCO.

\*Exagerais...

OBISPO.

\*No, Balboa;
\*prueba de que hablo sincero
\*es el afan con que aparto
\*de vuestra senda los riesgos.
\*Cuando Alonso de la Puente
\*sin causa os lanzó su reto...

VASCO.

\*Causa tuvo...

OBISPO.

\*No la supe.

VASCO.

\*Antiguo resentimiento.

OBISPO.

\*Bien: pues si entonces os dije:
\*«Sin matarlo hay que vencerlo,»
\*ſué porque os iba la vida;
'mas seguísteis mi precepto
\*y desarmásteis tres veces

\*al mísero tesorero.

\*les diérais cima.

VASCO.

\*En Puente rendir la espada \*es también achaque viejo:

OBISPO.

\*Pasó el lance preparado
\*por la perfidia; surgiendo,
\*cual si fuérais nuevo Alcides,
\*y Pedrarias, Euristeo,
\*para vos otros trabajos
\*tan rudos y jigantescos,
\*que nadie hubiera creido

VASCO.

\*¿No es cierto?

OBISPO.

Sí, hijo mío, alzad la frente ceñida del lauro eterno que conquistásteis llevando al mar del Sur los primeros buques que hendieran sus aguas, y que ¡aquí! se construyeron.

Vasco. ¡Es verdad!

OBISPO.

Mudos, atónitos, de emoción y espanto llenos presenciamos vuestra marcha y ponerse en movimiento los bergantines llevados en hombros por hombres vuestros VACCO

camino de la montaña... Sí, y emprendimos su ascenso (Con exaltación.) con las naves en los hombros por entre bosques espesos, precipicios y torrentes, lagunas, desfiladeros, veredas intransitables, rocas y blandos terrenos... ¡Brava lucha! ¡Noble carga! · Mas jay! muchos perecieron, ya por el sol abrasados, ya de un abismo en el seno, ya de increibles fatigas que agotaron sus esfuerzos. Pero al fin, ¡quién lo dudara? dejamos en salvo el resto, y á orillas del mar del Sur, las naves que se mecieron del Atlántico en las olas, de la montaña en lo excelso, de la selva en el follaje de mis bravos en los pechos! Entonces, lancé los buques al mar por mí descubierto, y desplegando la lona hice rumbo al archipiélago de las Perlas, do sacamos un tesoro por trofeo. Después navegué en demanda de ignoto y lejano imperio, sin abordar á sus costas por sernos contrario el viento. Pero allí yace y espera; me llama! ¡Iré? ¡Dulce sueño, que al despertar me convierte en humo el dorado imperio, en crimen la ansiada gloria, (jen culpa mi amor inmenso!)

OBISPO. No ha de triunfar la perfidia. Vasco. Hoy me amenaza un proceso; mañana injusta sentencia y ¡quién sabe? Si el destierro no consigo de Pedrarias para mí y el buen Argüello, acaso el deber me obligue á desnudar el acero. (Con voz sorda y poco firme.)

()BISPO. No, por Dios; á hablarle voy, tranquilo estad; pronto vuelvo. (Se dirige á la segunda puerta de la derecha por donde entré Pedrarias.)

VASCO. ¿Y vuestra marcha que urge? Yo le hablaré. (Dando un paso.)

Obispo. | No me ausento hasta que pase el conflicto!

Vasco. Siendo así, que os premie el cielo.

# ESCENA VIII.

## VASCO NUÑEZ y luego DOÑA ISABEL.

Vasco. ¡Huir de él! esto codicio.

La traición en mí no cabe;
pero estoy con riesgo grave
al borde del precipicio.
Si su saña no aminora;
si en su injusticia criiel
no accede... ¡Doña Isabel!
(Esta sale por la primera puerta de la derocha.)

ISABEL. ¡Vasco Nuñez?

Vasco. Mi señora...

ISABEL. ¿Vos aquí?

Vasco. Y á vuestro lado,

pues sin duda quiere el cielo conceder este consuelo al perseguido soldado.

ISABEL. Todo lo sé itriste suerte!
¡Mis ruegos no escucha Dios!
¡Entre Pedrarias y vos
se espera una guerra á muerte!
\*¿Es cierto? ¡No habré entendido

\*¡Y yo, mujer infeliz, \*que cual madre os he querido! Vasco. Basta, señora, no más errores por vida mía: contra el padre de María no combatiré jamás. \*Creedme, sí; alzad la frente; \*concluyan duelos y enojos, \*secad los hermosos ojos \*v miradme dulcemente. La guerra amenaza, sí, mas no estallará, señora; que á Pedrarias pido ahora

\*mal á través del tapiz?

1sabel. ¿El destierro?

VASCO.

Y su perdón por aquel secreto extraño de rencores, que en mi daño le envenena el corazón. Entonces, con corta hueste, iré henchido de esperanza donde conqu ste mi lanza otro imperio como este. No hay peligro que me aflija ó abata mi Huelo osado; triunfaré y habré ganado dos veces a vuestra hija. ISABEL. Partid, pues, Vasco.

el destierro para mí.

VASCO.

Señora,

ya he pedido á vuestro esposo su venia y la espero ansioso...

# ESCENA IX.

DICHOS y el OBISPO, luego PIZARRO.

Obispo. La esperáis ou mala hora.

Vasco. ¿Qué decis?

OBISPO. Que se ha negado

á conceder el destierro. porque os prepara un encierro que es mejor.

ISABEL. Ay desdichado!

OBISPO. (Le ciegan odio v envidia.)

VASCO. ¿Y á Argüello que le prepara?

El verdugo! OBISPO.

ISABEL. Oh suerte avara!

Ya veis, provoca la lidia. (A Doña Isabel.) VASCO.

Sólo evitarla pudiera OBISPO.

que marchara vuestro bando

sin vos...

VASCO. Al punto lo mando.

(Pizarro sale por la izquierda en trage de campaña.)

PIZAR. ¡Falta que os obedeciera!

Vasco. ¡Vive el cielo!... mas ¿qué grito

si es verdad que nada soy?

Pizar. Aún más que ayer, fuera hoy

no obedeceros delito.

¿Pero habrá quien nos denigre aunque prohibáis la contienda? ¡Pardiez! arrojad la venda y ved las garras del tigre! Si partimos, es segura

vuestra prisión.

VASCO. ¡Si os quedáis,

á combatir me obligáis

contra vosotros!

PIZAR. Muy dura

os fuera así la victoria.

¡Vasco... Pizarro! ¡Dios mío!! ISABEL.

VASCO. Esperad. (A Doña Isabel.)

SABEL. En vos confio!

Obispo. La esperanza es ilusoria.

(Ayora sale de la cámara de Pedrarias y atraviesa la escena con paso rápido, marchando por la puerta cercana

al foro.)

PIZAR. ¡Ved, sus órdenes trasmite!

(A Vasco reparando en Ayora.)

¡Supliquémosle! (Al Obispo por Pedrarias.) ISABEL.

OBISPO. Ya es tarde; no escucha.

ISABEL. (¡Mi frente arde!)

VASCO. (Es fuerza que el choque evite.)

Pizarro, marchad!

PIZAR. Señor,

de salvaros juramento

hicimos,

VASCO. Con vuestro intento

me perdéis.

Pizar. Ningún rumor

revela que en esa plaza trescientos hombres esperan que por vos el alma dieran; pues bien, usad la amenaza, súplicas, órdenes, ruegos, y no partirán; ya saben

que esto haréis porque no agraven

su causa por vos.

VASCO. ¡Qué ciegos!

PIZAR. ¡Dé Pedrarias la señal,

y estalle la lucha cruel!

VASCO. Rebeldel

PIZAR. Sí, para él;

para vos siempre leal.

VASCO. ¡El os manda!

Pizar. ¡El nos mancilla!

OBISPO. ¡Silencio!

ISABEL. ¡Tened el labio!

VASCO. (A Pizarro.) ¡Pide el perdón de tu agravio!

(Con imperio.)

PIZAR. Sí, sí.

VASCO. (Idem.) ¡En tierra la rodilla!

(Pizarro se hinca ante Doña Isabel, que se cubre el rostro

con las manos)

ISABEL. Alzad, perdonado vais.

Vasco. (A Pizarro.) ¡Partid en nombre de Dios

y del rey! (Con suprema ansiedad.)

PIZAR. Partir sin vos,

(Con mucha energía y resolución.)

no ha de ser mientras viváis! (Váse)

(¡Cielos!) VASCO.

OBISPO. Disponed la huida;

estáis perdidol

VASCO. Señora...

Id con la hueste traidora ISABEL.

que os sacrifica su vida.

OBISPO. ¡Es inocente! (A Doña Isabel por Vasco.)

ISABEL. ¡Y yo fiel

> á mi esposo; un hondo abismo de vos me separa, el mismo (A Vasco.)

que à vos os separa de él!

(El Obispo y doña Isabel se van entrando en la cámara de . Pedrarius.)

# ESCENA X.

#### VASCO.

¡Yo rebelde! ¡Yo traidor! ¡Yo verdugo de los míos! ¡Yo con perjuitios impios, manchando mi limpio honor! ¡Nunca!! Mis timbres de gloria no enlode la rebeldía; ui de mi amor, á María, le avergüence la memoria! (Desnuda la daga.) No! ni mi hueste guerrera ingrato pago reciba... «si ha de ser mientras yo viva» no será cuando yo muera! illonor, te llevo sin mancha al triste sepulcro frío! ¡Tu, perdóname, Dios mío! (Levanta el brazo para herirse.)

ARBOL.

(Saliendo por la izquierda.)

¡Vasco Nuñez! (Fuerte grito.)

VASCO. (Arroja el puñal y se abraza á Arbolancha.)

Arbolancha!

# ESCENA XI.

### VASCO, ARBOLANCHA, y luego el OBISPO.

(Arbolancha vestido de viaje y con unos pliegos en la mano.)

ARBOL. ¡Qué ibais à hacer! (Diálogo rapidísimo.)

VASCO. ¡Estoy ciego,

pero decid!...

Arbol. ¡Voto á brios!

digo ¿qué fuera de vos si tan á punto no llego?

VAsco. ¿No sabéis?...

Arbol. Algo he sabido.

Vasco. ¿Cuándo llegásteis?

Arbol. Ahora.

Vasco. ¿De España?

Arbol. Sí, que deplora

su ingratitud y su olvido.

Vasco. No comprendo.

Arbol. Sí; de España

que de júbilo radiante repite con voz jigante en la corte y la campaña, alegrando el corazón: ¡Viva Nuñez de Balboa!

Vasco. ¡Patria mía!

Arbol. ¡Eterna loa

al sucesor de Colón! Entusiasmo indescriptible, delirio, alabanza loca, vuestra conquista provoca.

Vasco. ¿Y el Rey?

Arbol. De emoción visible

muestra dando repetida, exclama con firme acento: «Pues tan gran descubrimiento ȇ España ve enriquecida, »por su lealtad y nobleza, »nombro á Vasco Adelantado

»del Mar del Sur.»

OBISPO. (Desde la puerta refiriéndose á Pedrarias.) (¡Obcecado!)

(Sale y se acerca lentamente á Vasco.)

VASCO.

ARBOL. Y lo firmó su alteza.

VASCO. ¿Y lo firmó?

ARBOL. En este pliego.

(Enseñándole uno de los que lleva.)

VASCO. Adelantado!

OBISPO. (¡Qué escucho!)

ARBOL. Mas siendo el mérito mucho

> añade Fernando luego: premić sus conquistas ya; para premiar su valor le nombro gobernador

de Coiba y Panamá.

VASGO. :Imposible!

ARBOL. Nada aumento.

VASCO. ¿Son dichas imaginarias?

ARBOL. ¡Aquí le traigo á Pedrarias

vuestro real nombramiento! (Mostrándole otro pliego.)

Deliro!

VASCO.

ARBOL. A más esta joya tened, y vedla despacio.

(Le entrega una cajita entre larga y muy achatada.)

¿De quién viene? VASCO.

ARBOL. Del palacio

de la marquesa de Moya!

Vasco. ¡Arbolancha!

ARBOL. ¡Sed dichoso! (Se abrazan.)

Obispo. No perdamos un instante.

(A Arbolancha colocándose entre ambos.)

¡Fiel amigo! (Dirigiéndose al Obispo.) Vasco.

OBISPO. Iré delante.

ARBOL. Es justo.

OBISPO. Y quizá forzoso.

> (Arbolancha deja pasar al Obispo, que entra en la cámara de Pedrarias.)

ARBOL. (De mis nuevas la mejor
le oculto por tiempo breve,
porque saberla no debe
hasta ser gobernador.
\*El rey lo dispuso así,
\*atendiendo mis consejos.
\*¡Noble Vasco, no está lejos
\*a felicidad de tí!) (Entra también en la cámara.)

# ESCENA XII.

### VASCO.

(Tratando de abrir la cajita.)

Es de mi amor, de María! Cerrada está; con la daga... (La busca y toca la vaina.) ¡Ah! La arrojé... ¡Ya no amaga! ¿Quién del cielo desconfía? (Recoje el puñal y abre con él la cajita.) ¡Saltó!... ¡Veamos... ¡Para mí! (Figurando leer.) ¿Qué será? Rojo brocado... (Mirándolo detenidamente.) La banda de Adelantado y una carta, de ella, sí! (Las oprime convulsivamente mirando al rededor como temeroso de que se las quiten.) ¡Quién vá?... ¡Nadie! ¡Desvarío! ¡Me ahogo! ¡Temo enloquecer!... ¡Que no me mate el placer!! ¡Soy feliz; gracias, Dios mío!! (Váse corriendo por donde entró.)

# ESCENA XIII.

### PUENTE.

(Por la izquierda, segunda puerta, en actitud de buscar á alguien.)

No ha llegado; aquí le espero; me consume la impaciencia;

mas esta vez es segura mi venganza. Con las pruebas que Garabito promete y que Corral complementa, de la traición de Balboa ni duda remota queda. Pues quien conoce la trama soy yo, y la calumnia artera buenas armas me parecen si al fin lo mato con ellas. \*Pero en tanto que en mis manos \*no las mire, no las tenga, \*nada puedo contra él... \*nada puedo ¡mil centellas! \*Le odio con toda mi alma; \*y aunque su sangre vertiera \*gota à gota, le odiaría \*tal vez con igual fiereza. \*El destruyó mi ventura, \*él me venció en la pelea, \*él consiguió de María \*idolo ser!... así ella \*me lo dijo, traspasando \*mi corazón, sin clemencia. Miserable, aventurero, gladiador, ni tu destreza ni tu audacia han de salvarte de mi venganza... ¿Quién llega?

# ESCENA XIV.

# PEDRARIAS, DOÑA ISABEL, OBISPO, ARBOLANCHA, PUENTE, ESPINOSA.

(Pedrarias trae de una mano á doña Isabel, y con la otra arruglos papeles que le entregó Arbolancha. Este, Puente y Espinos forman grupo aparte.)

PEDRAR. ¡Basta ya!

Obispo. Perdonadme la insistencia.

PEDRAR. (¡De coraje y rubor pierdo el sentido!)

PUENTE. (¡Pedrarias demudado!) ¿Qué suceso?...

(A Espinosa: éste le contesta y Puente se extremece.)

OBISPO. \*Señor...

PEDRAR. \*Habéis oido

\*del juez la autorizada providencia,

\*y es vano el insistir.

ESPIN. \*Media un proceso

\*que á Nuñez para el mando inhabilita,

\*v su alteza sin duda lo ignoraba.

\*Permitidme afirmar que lo sabía, ARBOL.

\*pues con sus propios labios

\*me dijo que ordenaba

\*á su alta señoría,

\*romper cualquiera causa si era añeja,

\*y en su nombre olvidar rancios agravios.

PEDRAR. \*; Silencio, vive Cristo!

\*(¡Qué vil humillación al rey le debo!)

ISABEL. \*(¡Qué lucha inacabable!)

\*(¡Qué tardanza!) PUENTE.

(Mirando atrás.)

Obispo. \*Espero conseguir...

PEDRAR. \*Vana esperanza.

Obispo. ¿Olvidáis que lo ordena el soberano, y que nunca discute la obediencia el vasallo leal, ni el regio escrito arruga con su mano crispada por la rabia ó la demencia?

Pedrarias, por favor, abrid los ojos; tended por esos campos la mirada do los indios están, fiera manada

que acecha los despojos

del vencedor en lucha fratricida sin fuerzas ya para esgrimir la espada,

sin medio acaso de salvar su vida.

PEDRAR. Quizás tengáis razón, mas quien provoca tan negro porvenir, ¿no es Vasco Nuñez? ¿El jefe no soy yo? ¿No represento la regia autoridad? ¿A quién le toca

sumiso obedecer?

Les toca á todos OBISPO.

de su alteza cumplir el mandamiento. Si vos no lo cumplis, el otro bando ' será del rey Fernando

PEDRAR. (Dice bien!)

señores...

PUENTE.

(Ya vacila.)

ISABEL.

Esposo mio, aún debo hablarte yo. Por un instante,

PEDRAR.

Esperad.

(Obispo, Arbolancha y Espinosa se retiran hasta la galería del fondo y hablan allí.)

PUENTE.

(Corral no llega; del aciago suceso está ignorante; iré á buscarlo, y que traeré confío á tiempo la jurídica escritura.)

# ESCENA XV.

### DICHOS menos PUENTE.

ISABEL. Muchos años de amor y de ternura han ligado á la tuva mi existencia. y por seguir tu suerte, á mis hijos dejé sin amargura, juzgando con prudencia que el riesgo suele estar cerca del fuerte. ¿Acaso me engañé? Pedro, responde. Yo tu voz escuché mientras dormías, y sorprendí el secreto que el alma te envenena.

l'EDRAR.

Desvarias!

ISABEL. El odio aquí te trajo; vil objeto.

PEDRAR. ; [sabel!

ISABEL.

Por favor, tranquilo escucha. ¿Tú no quieres que Vasco se engrandezca?

PEDRAR. ¡Jamás donde yo mande!

ISABRL. ¿No ves, ciego, que en tanto lo merezca al perseguirlo tú, lo haces más grande? (Movimiento de Pedrarias.)

Reprime esa pasión; cédele altivo

del mando la mitad, y espera luego lo que el destino quiera. como el bravo león la lucha espera.

PEDRAR. ¡Sí, sí, yo estaba ciego! Mi honor exije el duro sacrificio de darle por mi mano corona y no suplicio: pues lo exige será. No más recelo: jelévese á mi altura ese villano, que más digno hallaré del odio mío!

ISABEL. ¡Oh, calla por piedad!

PEDRAR.

¿Qué más pretendes?

¡Salvo el honor es libre el albedrío! \*¿Pero tú acaso ignoras

\*que rebeldes me son, que me amenazan

\*sus tropas vencedoras

\*más fuertes que las mías, y que en tauto

\*que de aquí no se alejen, mi gobierno

\*es sarcasmo crüel y dolo eterno?

\*«Sin él no partiremos» me decian,

\*y al fin saldrán con él á la cabeza:

\*¡el rey lo manda! es justo que se rían;

\*pero tiemblen después, porque uno á uno

\*pagarán con la vida su altiveza!

Elevarse juró; lo ha conseguido,

y el pecho se amedrenta

de que llegue á exigir... ¡Suceso horrible!

De que logre también... ¡Es imposible,

lo mato si lo intenta!

(Volviéndose hacia el Obispo y Arbolancha.)

Señores, no tardemos:

á Nuñez quiero dar la investidura.

Obispo. Es noble decisión.

ARBOL.

Y firme prenda (Idem.)

de paz y de ventura.

(Se van por la izquierda precedidos de Pedrarias.)

### ESCENA XVI.

## DOÑA ISABEL.

¡Desdichado! medra y crece su encono más cada día, al paso que mi María de tierno afán desfallece. Tal vez le espera la palma de martirio duro y lento! Un triste presentimiento me lo anuncia ¡hija del alma! Ella sufre, mas no olvida, tiene en su amor confianza, y el quitarle la esperanza fuera quitarle la vida. (Se oyen á mucha distancia numerosos vivas y aclamaciones á Vasco Nuñez y otros á Pedrarias.) ¿Esas voces, esos gritos?... son vivas y aclamaciones; quiera Dios que tantos dones no se supongan delitos. (Se sienta y queda ensimismada.)

# ESCENA XVII.

### DOÑA ISABEL y PUENTE.

(Doña Isabel sentada y pensativa.—Puente sale como huyendo, con un legajo en la mano, se detiene sin ver á doña Isabel.)

PUENTE. \*Llegué tarde; inútil fuera

\*presentarla en el momento, (Señalando al legajo.)

- \*ni el juez me escuchara atento,
- \*ni hallara quien lo prendiera.
- (Se oyen más aclamaciones.)
  \*Le aclaman Adelantado,
- \*gobernador... Imagino
- \*que pueda ser asesino
- \*quien no hubiera asegurado

\*su venganza por la ley.

\*¡Aclamadle! ¿Qué me importa!

\*Su dicha será muy corta,

\*y no ha de salvarle el rey.

(Se había ido acercando lentamente, y repara en doña Isabel; ésta se levanta sorprendida.)

\*Señora... (Algo confuso.)

ISABEL. \*¿Con qué lice

\*¿Con qué licencia? (Con severidad.)

PUENTE. \*Siempre severa conmigo...

ISABEL. \*No olvidéis que es un castigo

\*para mí vuestra presencia. (Con altivo desdén.)

(Puente hace un gesto airado y se retira hacia el fondo.)

# ESCENA XVIII.

PEDRABIAS, VASCO, OBISPO, DOÑA ISABEL, PUENTE, ARBOLANCHA, ESPINOSA, AYORA, PIZARRO, ARGÜE-LLO, GRIJALBA (de alférez), CIENFUEGOS, BOTELLO, capitanes de Pedrarias, etc.

(Vasco se dirire á doña Isabel precedido de Pedrarias y seguido del Obispo.—Dospués Pedrarias se acerca á Puente y quedan á la derecha doña Isabel, Vasco, Obispo, Pizarro y Arbolaucha.—A la izquierda Pedrarias, Puente y Espinosa y hacia el fondo acompañamiento y el resto de los personajes.— Vasco Nuñez traerá una banda igual á la de Pedrarias.) (Diálogo rápido.)

PEDRAR. Señora, ante vos está
el valiente Adelantado
que el gobierno ha recobrado
de Coíba y Panamá.
(Es terrible situación.)

PUENTE. (Al oido á Pedrarias.) (Escuchad.)

Vasco.

Noble señora...

ISABEL. Os felicito.

Obispo. En buen hora

dicho sea.

ISABEL. Tenéis razón.

(Pedrarias á la izquierda, examina los papeles que Puente le entrega procurando recatarse de todos; terminando por guardarse los papeles cuando lo indique el diálego. Vasco. Honras que no merecí y que colman la medida de la ambición de mi vida.

PEDRAR. (¿Vasco conspiraba?) (A Puente con sigilo.)

PUENTE. (Sí.) (A Pedrarias con sigilo.)

Vasco. Mas todo engrandecimiento en desventuras trocara si así su amistad lograra.

PEDRAR. ¿Y éste? (A Puente señalando en el papel.)

PUENTE. (Habló en el tormento.)

Obispo. Venid, lo juzgo sencillo si vos se lo suplicáis.

ISABEL. Ojalá lo consigáis. (Con triste desconfianza.)

PEDRAR. (Bien está.) (Se guarda los papeles.)
PUENTE. (Por fin lo humillo.)

(Puente se aparta de Pedrarias, y el Obispo y Vasco se le acercan. Arbolancha se interpone é interrumpe á Vasco.)

Vasco. Señor...

Arbol. Vasco, perdonad;

pero ha llegado el momento
en que he de dar cumplimiento
à la excelsa voluntad.
Estas cartas me dió el rey
con la expresa condición
de no hacer la donación
hasta cumplirse su ley.
Y pues estáis aclamado
cual su alteza disponía,
tenga vuestra señoría...
'Entrega á Pedrarias una carta.)
al par que el Adelantado. (Idem otra á Vasco.)

(Pedrarias toma la carta con descontianza y Vasco con asombro.—Pedrarias la abre febrilmente y lee sin dete-

nerse.-Vasco con lentitud.)

PEDRAR. (Lee.) «No como altivo monarca, pero sí como hombre viejo, os suplico y aconsejo, para bien de esa comarca, que déis gustoso la mano de vuestra hija mayor

al grande descubridor

Vasco Núñez.»

Pedrarias da un grito y estruja el papel mirando á Vas-

co con reconcentrada cólera.)

PEDRAR.

(¡El villano!...)

VASCO. (Lee.)

(Lee.) «Pues que fué la estrella fija

de tus lides temerarias, pídele al noble Pedrarias para tí, su hermosa hija.»

(Vasco con extremada emoción dirige la vista á Pedrarias, y ambos se contemplan algunos segundos.—Vasco se acerca á Pedrarias y le dice con voz conmovida.)

VASCO.

Señor, si sueño no es tan no esperada fortuna, dejad, dejadme que una mis labios á vuestros piés. (Se inclina ante Pedrarias, éste retroced ».)

PEDRAR. Apartáos ¡vive Dios!

;mi hija vuestra! Desvarío...

la defenderé...

ISABEL.

(¡Dios mío!)

PEDRAR. ¡Contra el rey y contra vos!

(Vasco se aparta con tristeza y queda abatido.—Doña Isabel llora, el Obispo se acerca á Pedrarias y le dice al oido con sigilo.)

Obispo. No despreciéis el consejo

de nuestro buen soberano Pedrarias, que sois anciano.

PEDRAR. (Es verdad que ya soy viejo.)

(En tono especial y como respondiendo á una idea.)

Obispo. Y con valor inaudito

Núñez su carrera empieza protegido por su alteza...

PEDRAR. (Cierto que es su favorito.) (Idem.)

Obispo. Si por hijo le queréis,

así todo se concilia,

y obtendrá vuestra familia

la gloria que ambos ganéis.

PEDRAR. (Viejo sov, mi fin preveo;

á Vasco ayuda la suerte,

y es seguro que á mi muerte

podrá cumplir su desco!... Entonces su sangre odiada se mezclará con la mia... ¡y esto ha de ser? lo sería si el pecho en hora menguada cediera al necio temor.) ¡Vasco Nuñez!

VASCO.

¿Qué decis?

Pedbar. Negada está; ¿persistís

en vuestro empeño?

VASCO.

Señor,

la demanda aplazaré hasta engrandecerme más.

PEDRAR. ¿Y no olvidaréis?

VASCO.

Jamás.

al fin la mereceré.

Pedrar. Entonces que no os aflija

la tardanza. Sin extremos, Adelantado, os cedemos la mano de nuestra hija.

> (Todos lanzan una exclamación de asombro y de alegría.—Doña Isabel revela espanto y Vasco grandísima emoción.)

ISABEL. ¡Qué escucho!

OBISPO.

¡No más rivales!

PUENTE. (¡Maldicion!)

VASCO.

¡Cielos!

Pizar.

(;Pardiez!)

PEDRAR. Ahora mismo, señor juez,

extended los esponsales.

(Con imperiosa voz de mando.)

(Espinosa se acerca á la mesa y toma asiento, disponiéndose á escribir.—El Obispo le sigue y se coloca en pié á su lado; doña Isabel y Vasco se dirigen á Pedrarias.)

ISABEL. ¡Pedrarias! (Interrogándole con asombro.)

PEDRAR.

Del soberano

escucho el ferviente ruego.

(Con refinada ironía, y la conduce de la mano hasta el sillón donde la sienta y luego se une á Puente, al que da órdenes con sigilo.)

VASCO. Señor... (Muy conmovido.)

PEDRAR.

Dejad para luego

todo proceder urbano.

(El obispo se coloca entre Vasco y Pedrarias, diciendo-

les con duizura.)

Obispo. \*Unidos quedáis los dos

\*por lazo noble y eterno. \*Perdonad á vuestro yerno. (A Pedrarias.)

\*Amadle después de á Dios. (A Vasco.)

Ya tranquilo partiré.

(Estrecha las manos á Pedrarias y á Vasco.)

PEDRAR. Llevad feliz travesía.

Vasco. Y entregaréis á María

los esponsales.

OBISPO.

Sí, á fé.

VASCO.

¿Permitís? (A Pedrarias.)

PEDRAR.

¿Pues no? sin duda.

Obispo. Adios, que el buque me espera.

(El obispo pasa á despedirse de doña Isabel.)

PEDRAR. (A Vasco.)

Mas no olvidéis que altanera

con vuestro nombre se escude

rebelde tropa...

VASCO.

Señor...

PEDRAR. Salir les mandé.

VASCO.

Saldrán.

PEDRAR. Sin su antiguo capitan.

VASCO. Y contritos de su error.

ESPIN. El señor Adelautado

puede firmar.

VASCO.

Yo!

(Se acerca vacilante y trémulo y firma febrilmente; luego se aparta de la mesa con emoción grandísima, diri-

giéndose á los capitanes.)

Ya es mia!

Oh, mi razon se extravíal

PEDRAR. Ya está el contrato firmado. (Firmando.)

(Vasco abraza á Pizarro, Arbolancha y Argüello, despidiéndolos.)

Partid y esperarme allá.

Ahora mismo! Pizar.

ARGUEL.

¡Sin tardanza!

ARBOL. Adios, invencible lanza.

Pizar. ;Sed dichoso!

VASCO. ¡Lo soy ya!

(Vánse Pizarro, Argüello, Cienfuegos, Botello y demás gente de Vasco.—Los de Pedrarias también saldrán

ú una indicación de éste.) ISABEL. ¿Es esto perdón ó ardid?

temo comprender. ¡Dios mío!

Dichosa hacerla confio. (A doña Isabel.) Vasco.

> Los oficiales de Pedrarias vánse, quedando el último y solo Grijalba.-Este se detiene y acude al llamarle Pe-

drarias.)

PEDRAR. Alférez Grijalba, oid.

(Pedrarias y Grijalba á la izquierda.-Doña Isabel sentada habla con Vasco.)

PEDRAR. 'A Grijalba.)

Con sigilo y con cautela la guardia acercadme.

Gau. Bien.

PEDRAR. Mandad que espere también el buque sin dar la vela.

# ESCENA XIX.

### PEDRARIAS, VASCO, DOÑA ISABEL.

Oyeuse tambores y clarines batiendo marcha, de las tropas de Vasco que desfilan.-El ruido de los tambores se irá alciando hasta extinguirse gradualmente.)

Vasco. Ya sale mi brava gente

del mar del Sur en demanda.

PEDRAR. Y ya es tiempo de que os cuente,

aunque al contarla me afrente

historia horrible y nefanda.

Pedrarias mira alrededor, y como poseido de extraña locura, dice con acento nervioso y creciente exaltacion:)

¿Pero qué dije? no, no.

La impaciencia me cegó;

ahora nada os contaré,

mas os juro por mi fé que un lugar preparo yo donde os podré confesar mi secreto, sin recelo de que más que vos y el cielo me pudieran escuchar.

Vasco. No comprendo vuestro anhelo.

PEDRAR. Porque es tu audacia tan loca, que la triste suerte olvida de aquel que la dicha toca, pues siempre Dios la coloca entre la muerte y la vida.

Vasco. ¡Ya os comprendo!

Pedbar. ¡Qué tardío!

Vasco. ¡Una traición!

PEDRAR. | Un ardid!

En dos juramentos fío; cumplisteis uno, admitid que no he de fallar el mío.

ISABEL. [Ciclos!

VASCO. A mi causa honrosa

hará justicia María.

PEDRAR. No ha saber, á fé mía, que ha llegado á ser tu esposa. Anclado quedeten la ría el buque que no saldrá. En cuanto á ti, hora es ya

de hundir la soberbia frente.

Vasco. ¡Qué decis!

PEDRAR. ¡Ayora, Puente! (Gritando.)

jentrad todos!

ISABEL. ¡Loco está! (Con angustia.)

# ESCENA XX.

DICHOS, AYORA, PUENTE, ESPINOSA, capitanes y soldados.

(Entran con ímpetu y se colocan cerca de Pedrarias que 33 hallará á la derecha.—Vasco en medio y doña Isabel á la izquierda.)

Vasco. ¿Mas cuál intento?...

PEDRAR. ¡Acusado

estáis de conspirador!

Vas:: (Mienten los viles!

PUENTE. ¡Osado!

PEDRAR. ¡Prended al Adelantado!

(Los capitanes y soldados se dirigen á Vasco que tira

de la espada y describe un círculo.)

VASCO. ¡Plaza, plaza al gladiador! (Con imponente fiereza.)

(Todos retroceden.— Suena un canenazo.—Pedrarias se sorprende y Vasco baja la espada.—Grijalba llega por el

fondo.)

PEDRAR. ¡Un buque leva!

Vasco. ¡Se salva!

GRIJ. Partió la nave, y espero

traer tu gente.

PEDRAR. ¡Vil, artero!

GRIJ. ¡Pago mi deuda! (A Vasco.)

Vasco. ¡Grijalba,

noble sois!

ISABEL. ¡Dadme el acero! (Abrazándose á Vasco.)

(Grijalba salta por el balcón.)

PUENTE. ¡Matadle! (Al centinela: éste dispara una ballesta.)

(Corriendo al balcon.) ¡Murió al bajar!

ISABEL. ¿No soy vuestra madre? (A Vasco.)

VASCO. ¡Sí!

ISABEL. Probádmelo. (Sin soltarle el brazo.)

VASCO. (Desesperado.) ¡Sólo así

me entrego yo sin luchar; á ella la rindo, no á vos; para arrancarme este acero, hace falta el mundo entero...

y la voluntad de Dios!

FIN DEL ACTO SEGUNDO.

# ACTO TERCERO.

Sala de la cárcel de Acla. Puerta principal á la derecha; otra en el fondo á la capilla de Vasco; á la izquierda otra puerta falsa, y en primer término una ventana grande con gruesos barrotes.

# ESCENA I.

### AYORA y PUENTE.

AYORA. Es extremado el castigo.

PUENTE. Es merecida sentencia.

AYORA. No só; pero pienso á veces que el empapar esta tierra con la sangre de Balboa, por más que justicia sea tiene de espantoso tanto, que el pecho se oprime y tiembla.

PUENTE. ¿De qué puede hacer alarde quien contra el rey se subleva? Débiles sois, más Pedrarias felizmente no flaquea, y al soberbio usurpador impone la justa pena dándonos un gran ejemplo de abnegación.

Ayora. ¿Cuál es ella?

PUENTE. ¿Olvidáis que Vasco Núñez

es su yerno?

A YORA.

Dudas negras más que asombro, ese recuerdo en mi memoria despierta.

PUENTE. ¿Qué decis?

AYORA.

Que aunque enemigo de Vasco Nuñez vo sea, no admite mi pecho hidalgo traición alguna por buena ni por justa vil venganza... (Puente niega con gesto enérgico.) Me basta que lo parezca. Algún misterio se oculta...

PUENTE. ¿Misterio?

Ayora.

Escuchad.

PUENTE.

(Me inquieta.)

Ayora.

Yo he visto á doña Isabel ambas rodillas en tierra de Pedrarias implorando para Núñez indulgencia: y frases entrecortadas pude oir: decía ella; vertiendo copioso llanto... «No condenes la inocencia. No mates á nuestra hija.»

PUENTE. (¡Mil rayos!)—No sé qué infiera...

Ayona. Y él contestaba iracundo... «La culpa de todo es vuestra.»

PUENTE. Caso extraño.

AYORA.

Desde entonces

Pedrarias huye de ella; doña Isabel le persigue, le amenaza, llora, ruega cual si estuviera demente...

PUENTE. ¿Y él?

AYORA.

Ha jurado no verla hasta que ruede de Núñez la ensangrentada cabeza. Y aquí, detrás de esos hierros desde los cuales se ojea el cadalso prevenido, aqui, disfrutar proyecta de la triste ejecución.

¡Es crueldad!

PUENTE.

Es entereza!

AYORA. No la envidio.

PUENTE.

Yo tampoco,

porque soy capaz de ella.
Hasta que muera Balboa
no se domina esta tierra
que toda es suya: advertid
si no la torpe tristeza,
la soledad de este pueblo
que llora y que no pelea,
porque son pocos sus hombres
y abunda la gente nuestra.

Ayora.

Es cierto; ningún socorro debe esperar; la presencia aquí de doña María acaso salvado hubiera á su esposo Vasco Núñez; mas cuando éste muerto sea aún no habrá llegado á España la escapada carabela en que el Obispo partió hace un mes.

PUENTE.

Locura fuera esperar... Tened cuidado. (Indicando la puerta del fondo.)

Ayora. No recelo.

PUENTE.

De esta puerta guardo la llave... y respondo

con la vida, (Váse por la puerta secreta.)

A YORA.

Y yo de esa. (Señalando la de entrada.)

### ESCENA II.

### AYORA, después VASCO.

(Ayora se acerca á la puerta del fondo, que está entornada, y la abre. En el interior se ven algunas luces como alumbrando una imagen. Vasco aparece en el umbral y avanza lentamente. No lleva sombrero.)

Ayora. ¡Vasco Núñez!

Vasco. ¿Quién me llama?

Ayora. Compasión os tengo...

Vasco. Ayora,

se compadece al que llora, al que ruega, al que se infama; quizás también al guerrero que en torpe bando milita...

Ayona. Pero vos.

Vasco. No necesita

compasión mi orgullo fiero.

¿Acaso llegó el instante?

Ayora. Aún no.

Vasco. ¿Qué queréis de mi?

Ayona. Pedrarias viene hacia aqui.

Vasco. ¿Qué me importa?

Ayora. Tened calma.

Vasco. Para morir...

Ayora. Una hora

os queda.

Vasco. Gracias, Ayora.

Ayora. ¿Me perdonáis?

Vasco. Con el alma.

(Al salir Ayora aparece en la puerta Pedrarias.)

### ESCENA III.

### PEDRARIAS y VASCO.

(Pedrarias al ver á Vasco se detiene cerca del umbral; con una seña manda salir á Ayora y entorna la puerta por dentro. Luego se vuelve hacia Vasco.)

Pedrar. Vengo, porque al cielo plugo se vieran hoy frente à frente un juez con un delincuente.

Vasco. Mentis, que sois un verdugo (Con desdén.) y víctima yo.

PEDRAR.

Tal vez

pasan las cosas así;
ved al criminal en mí
y ved en vos á mi juez.
(Vasco hace un movimiento de altivo desprecio. Oyese el
tañido de la campana.)
Es el toque de agonía
que anuncia dejáis el mundo...
ahora sabed en qué fundo
mi extremada tiranía.
Ya no vacilo; ya sé
que guardaréis mi secreto,
y á vuestro fallo someto
si en razón os condené.
Vasco. ¡Pobre loco! ahogad el grito
que os roba el remordimiento.

¿Qué diérais, ¡goce inaudito!
por partir, solo un momento
con el vuestro mi delito? (Cesa la campana)
Pedrar. Oye, pues lo quiso el hado.
Veinte años ha... no; fué ayer,
por negra duda agitado,
llegué sin ser esperado
à mi torre de Alcocer.
En las sombras sumergido

busco de mi hermana Estrella

el aposento; oigo ruido.
miro ansioso... estaba ella
¡y un hombre á sus piés rendido!
¡El ciego furor me guia
sobre él con mano armada;
me conoce, hablar ausía,
no le escucho y... con su espada
de un golpe quiebra la mía!
lluye después, ¡miserable!
yo sin honra, desespero,
pierdo el juicio, y rasgo fiero
el pecho de la culpable
con el resto de mi acero.
¡De vuestra hermana?

VASCO.

PEDRAR.

¡Sí, síl

¡Yo soy quien la infamia espío de su horrible ejecución, y aquel seductor impío que nos cubrió de baldón, fué tu padre!

VASCO.

;Ah!

PEDRAR.

Y el mío, noble anciano, cuya vida eran los ojos de Estrella, al ver en la amanecida muerta y deshonrada á ella, á él libre, á mi fratricida, horroroso grito lanza, sobre Estrella se abalanza, y de dolor traspasado muere pidiendo venganza. Mas vengarle no he logrado, aunque á tu padre busqué con saña que el tiempo aguija; en cambio à tí te encontré, y tu vida respeté porque salvaste á mi hija. Mas hoy que tu audacia loca el antiguo ultraje sella v unión imposible invoca,

V eco

idime lo que hacer me toca antes que entregarte á ella! ¿Qué os toca hacer? á fé mía que al hallarme en trance tal, sin compasión mataría; mas cual cumple á la hidalguía, en lucha franca y leal. Y si por la edad doliente temiera quedar vencido combatiendo frente á frente, en mi venganza inclemente le asesinara escondido, aunque después no encontrara disculpa á mi fiero alarde, ni cueva, de luz avara, donde el rubor sepultara de mi venganza cobarde. Bien ó mal le mataría, y esto debéis hacer vos; no penséis en mi agonía que la imagen de María se interpone entre los dos. Matadme, si, pero sea en una oculta emboscada.

Pedrar. ¿Queréis que infame me vea? VASCO. ¡Al que la calumnia emplea no puede infamarle nada!

Pedrar. ¡Vasco Nuñez!

VASCO.

Mirad el pueblo reunido de un patíbulo á la sombra que por mi sangre teñido pronto será. Oid, me nombra el pregonero. ¿Qué dice? Que del mando usurpador fuí de este imperio infelice...; Del que ganó mi valor, y del que merced os hice! Oid esa voz destemplada, eco vuestro. Notifica

¿Qué os asombra?

que en la próxima alborada el pueblo verá clavada mi cabeza en una pica. Mas ¿qué importa el polvo vano? lo que me espanta no es eso: cruzad el ancho Oceano y ved al rev castellano que examina mi proceso. Escuchad de España el grito que escarnece mi memoria porque creyó mi delito; mi nombre queda maldito con sentencia infamatoria. Y ahora, ;asomáos con horror á vuestra turbia conciencia, y veréis, mal vengador, que vuestra infamia es mayor cuanto es mayor mi inocencia!

Pedrar. ¡No; la mancha que me infama lavará tu sangre toda!

Vasco. ¡Sangre que el mártir derrama, no limpia, que al cielo clama y la humana frente enloda!

> (Vasco vuelve la espalda á Pedrarias y váse á sentar c altivo desdén en el sillón. Pedrarias queda ensimisma inmediato á la ventana.)

Pedrar. Extraño afán; ¡lucha fiera me combate y maravilla!
El lo quiso...; ¡necio fuera!...
Mi hija le aguarda en Castilla...
¡Oh, sí, es preciso que muera!
Mas ¿qué veo? Ese hombre, sí,
(Mirando por la ventana y señalando fuera.)
le conozco por mi mal.
¡Francisco Pizarro aquí!
¡Cielos! y yo le creí
á orillas del mar austra!!
Las huellas sigue de Puente cauteloso y recatado;
acaso salvar intente

á Núñez; tarde ha llegado mas el prenderlo es prudente. Pedrarias se dirige á la puerta y dice á Vasco.)

PEDRAR. No hallo remedio capaz
de convenir á los dos.
Fuísteis con exceso audaz,
infeliz, ¡morid en paz!

VASCO. Padre, que os perdone Dios.
(Pedrarias se estremece, y después de vacilar un instante
váse rápidamente.)

# ESCENA IV.

### VASCO.

Basta de rudo luchar Vasco. con las iras de la suerte, y antes que llegue la muerte venga el pecho á consolar, lo que en él guardo y anido como reliquia sagrada, (Sacando una carta.) ;la única prenda salvada del paraiso perdido! Patria, honor, gloria, grandeza, paso dejad un momento al humano sentimiento, á mi primera flaqueza. Aquí de mi nombre el canto (Mirando la carta.) escribió... en vano arguyo... pobre niña! ya soy tuvo... illora, que te lego el llanto! (Con profunda emoción, oprimiéndose el pecho.) Tente... ino!... necios sonrojos, si es bálsamo que me envías, resbalad, lágrimas mías, ilas ultimas de mis ojes! (Queda un momento sellozando y luego lee la carta con creciente entusiasmo.) «Vasco, ven, aquí te espero... »no tardes; mas tente, aguarda,

»tu grandeza me acobarda...
»no eres ya el aventurero
»pobre, humilde, tierno, osado,
»que ayer salvaba mi honor,
»sino el gran descubridor,
»el ilustre Adelantado
»cuyo valor maravilla
»al par que su fama crece,
»y cuyo nombre estremece
»de noble orgullo à Castilla.
»No eres siquiera, cual yo,
»un hijo de altiva cuna
ȇ quien la ciega fortuna
»por azar engrandeció.

»Con más alta ejecutoria »en pobre cuna naciste, »pues luchaste y mereciste »ser de España honor y gloria.

»Y tu grandeza colijo
»cuando con gozo profundo
»España le dice al mundo...
»¡míralo bien, es mi hijo!»
(Levanta la cabeza radiante de orgullo y altivez.)
¿Será verdad? ¿No delira?
(Oyese otra vez el toque de agonía. Vasco experimenta
una trasformación horrible.)
¡Gran Dios! ¡que mi pecho estalla!
¡Bronce fatal; calla, calla!!!
¡¡Ya sé que todo es mentira!! (Cae en el sillón.)

(Oyese ruido de espadas en el pasillo. Vasco se incorpora y presta atención. Pizarro aparece por la puerta secreta, registra la escena con la mirada y corre hacia Vasco.)

### ESCENA V.

### VASCO, PIZARRO.

PIZAR. ¡Vasco Nuñez!

VASCO. ¡Francisco!

Pizar. El tiempo vuela;

vengo á salvaros de afrentosa muerte,

Aún dudo al verte

empuñad el acero y seguidme al instante.

Vasco.

si es esto realidad.

Pizar. Libre el camino

tenéis, y del pueblo á la salida veinte caballos de veloz huida.

Venid, venid, que sólo una jornada dista ya nuestro tercio diligente; antes que el tigre su defensa intente caeremos sobre él, y el triunfo abono si el noble gladiador nos acaudilla. Después... á la victoria alzáis un trono ganando nuevos reinos á Castilla.

No perdamos momento...

Vasco. Dime, escucha...

Pizar. Más tarde escucharé, venid.

Vasco. ¡Aguarda!

el paso libre está?

PIZAR. Tras breve lucha el que vivo le halló, muerto le guarda.

Vasco. ¿Nada se opone á que la fuga emprenda?

Pizar. La demora quizás.

VASCO. ¿Y esa contienda

terrible puedo hacer á mi albedrío?

PIZAR. E inevitable, sí.

Vasco. Gracias, Dios mío!

PIZAR. ¿Mas qué os detiene?

Vasco. La ventura toco

y á tu amistad la debo.

¿Ya qué importa morir? Huye, Pizarro.

PIZAR. Salgamos, pues.

Vasco. ¡Yo, no!

Pizar. Pero... ¿estáis loco?

(Atónito.)

Rehusáis la salvación!

Vasco. No; que la acepto

ide mi gloria y mi nombre!

PIZAR. ¿Y vuestra vida?

Vasco. ¿Acaso me la salva tu venida?

PIZAR.

¡Rayos! ¿quién os entiende?

¿Qué dicha, pues, tocais con mi presencia?

VASCO.

La de probar á España
que al que por vil traidor la ley sentencia
¡ni leve nube su lealtad empaña!
Deja franco el camino
que libre al triunfo mi valor guiaría;
para que el pueblo vea,
que al que fué condenado en rebeldía
cuando risueño le halagó el destino,
hoy que le aguarda deshonrosa muerte,
hoy que á la vida con amor se abraza,

noy que a la vida con amor se árbitro de su suerte

logrando ser, la libertad rechaza prefiriendo morir! Y ante esta prueba, ¿de mi honor á dudar crees que se atreva

un solo pecho de española raza?

Pizar. ¡Tampoco dudaría

si libre y vencedor les demostrárais fuísteis objeto de calumnia impía!

Vasco. Pizar.

Tienes razón, mas el combate esquivo. ¿Pensáis que temeroso nuestro tercio,

la multitud al ver de estos villanos sus arcabuces cuente?

Vasco.

¡Qué locura!

¡Si no saben contar mis veteranos! En su valor confío y sé que el tiempo fuera sólo mío; pero tan mío sólo, que á los demás dejara sepultados en abismos de hiel, crímen y dolo!

\*No; la ocasión que os libra de ese extremo

\*es que hallaréis á su gente repartida

\*con los indios en guerra.

VASCO.

PIZAR.

\*;Desdichado!

\*¡Baldón eterno para el ruín malvado \*que por salvar la miserable vida \*ó por loca ambición, alza banderas, \*mientras su patria herida

\*combate contra huestes extranjeras!

# ESCENA VII.

### VASCO, PIZARRO, AYORA. Soldados.

(Ayora abre la puerta y aparece seguido de algunos soldados.)

PIZAR. ¡Ha llegado la hora!

AYORA. ¡Capitán, vos aquí! (Atónito.)

PIZAR. Juzgad, Ayora, al hallarnos aún, cuánta grandeza

habrá en su corazón! (Por Vasco.)

¡Me maravilla! (Con emoción.) AYORA.

VASCO. Vamos. (Señalando á la puerta.)

Ayora. ¡Triste deber! (Inclinándose ante Vasco.)

VASCO. Noble Pizarro,

escucha y cumple mi postrer deseo.

PIZAR. ¡Por mi vida y honor cumplirlo juro!

(Arrodillándose.)

VASCO. A España falta su mejor trofeo,

> y porque muera yo perder no debe de ignota tierra el esplendor seguro. ¡Tú sabes dónde está; juntos cruzamos

su costa dilatada...

¡que española ha de ser, si no pereces!

PIZAR. ¡Española será! (Con profunda convicción.)

VASCO. Tuya es mi espada,

tuya mi bendición, en tí confío;

jadios, Pizarro!

Adios joh, padre mio!

(Se abrazan y Pizarro le besa la mano. Vasco se desprende de Pizarro, le contempla un momento, mira con vaguedad al rededor, y luego alta la frente y con actitud arrogante atraviesa la escena y váse. Los soldados todos bajan la cabeza al pasar Vasco como poseidos de extraña emoción.)

# ESCENA VIII.

# PIZARRO.

(Después que sale Vasco se acerca algo hacia el foro, y envaina su espada.)

¡Crimen atroz, sacrilego atentado! Pizar.

La patria llorará; pero acusada

será de ingrata madre por el mundo, y con horror profundo en más de un mártir ya los ojos fijos, dirá que siempre á sus mejores hijos dió, en cambio de un imperio, joh, suerte desdichada! la pobreza, el baldón, el cautiverio, ó del verdugo la sangrienta espada!

# ESCENA IX.

### PIZARRO y PEDRARIAS.

(Pedrarias entra por la derecha y se dirige á la reja, sin reparar er Pizarro: éste se acerca á él.)

PEDRAR. (Alli lo veo.)

Pizar.

¡Pedrarias!

PEDRAR.

¿Quién me nombra?

¡Pizarro! (Saca la daga.)

Pizar.

¡No temáis!

PEDRAR. ¿Cómo viniste?

PIZAR.

Por aquel postigo.

PEDRAR. ¿Y Puente?

Pizar.

¡Lo maté!

PEDRAR.

¡Tu audacia asombra!

Pizar. ¡Vasco no quiso huir de tu castigo!

PEDRAR. [Imposible!

PIZAR.

No midas por tu alma

vil y pequeña, la del noble Vasco. ¡Míralo, que allí va, mártir sin palma por entre el pueblo que en silencio llora; domina tu crueldad y lanza un grito

de perdón!

PEDRAR.

¡Calla!

Pizar.

Ahora,

la altiva frente eleva y con pié firme los escalones del cadalso sube, ¡qué terrible visión; sangrienta nube me ciega!

PEDRAR.

Ya dobla la rodilla...

(Mirando por la ventana.)

¡Le salvaré! (Lucha con su conciencia.)

¿Valor, por qué flaqueas?

¡Ya levanta el verdugo la cuchilla!...

(Momento de ansiedad y silencio. Oyese un redoble prolongado, seguido de un murmullo producido por los grites del pueblo. Pizarro se detiene un momento horrorizado.)

¡Su cabeza cayó!

PIZAR.

¡Maldito seas! (Váse por el postigo.)

(Pedrarias se aparta de la ventana acercándose al prosce-

nio vivamente.)

PEDRAR. ¡Por qué lo puso Dios en mi camino! Si sué traidor al rey,

> sobre su culpa mi crueldad declino, que lo mató la espada de la ley...

(Levanta el brazo armado con la daga, y al reparar en

ella dice horrorizado:)

¡Ah!... no, no ¡el puñal del asesino!

(Arroja la daga y queda mirándola con terror.)

### FIN DEL DRAMA.

Nota. Cree el autor que (si bien falsea algo el carácter de Pedrarias), acaso fuera de más efecto teatral terminar el drama de este otro modo:

PEDRAR. ¡Por qué lo puso Dios en mi camino! ¡Si fué traidor al rey, sobre su culpa mi crueldad declino, que lo mató la espada de la ley!... (Levanta el brazo armado con la daga. Pizarro le coge y oprime la muñeca, señalándole el arma.) ¡La espada no! ¡el puñal del asesino!!

Los Directores de compañías pueden elegir el final que prefieran.



